Num. 223.

## COMEDIA FAMOSA. A FALTA DE HECHICEROS LO QUIEREN SER

# LOS GALLEGOS,

### ASOMBRO DE SALAMANCA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Don Sebastian, Toribio. Don Facundo. Don Iñigo. Doña Mencia. Juan Chamorro. Doña Paula. Polilla. Ines.

Cristerna.

Manuela. Criados. Alguaciles.
Dos Ninfas
Musica.

#### JORNADA PRIMERA.

De foro adentro una alcoba con su cama, mesa con algunos libros, y afuera un quarto regular de un estudiante con algunos taburetes, escopeta y guitarra. Salen Don Sebastian & Polilla.

Pol. I A que en el quarto, señor, nos vemos, donde es constante, que siendolo de estudiante, parece de esgrimidor; pues por los aparadores nos juzgarán infinitos, minimo de antes que jurisperitos, musicos y cazadores; pues para que el disparate se pueda poner en lista, tu solo lo canonista has mezclado con lo abate: Ya que sabes quanto atento te amé, te asistí, y serví, merezca yo oir de ti algo de tu sentimiento; si es tan grave tu pesar poco pierdes en decirlo, pues te ayudaré á sentirlo sino le puedo aliviar, que aunque bellaco en mi estado

sé, quando un mal se avecina. que suele ser medicina un dolor comunicado. Seb. Polilla, es tanto el agravio del dolor, que te limito, que aun licencia no permito para que lo exprese el labio. Mas porque aleve é injusto no me acabe mi tormento. oyeme esta vez atento. que quiero darte ese gusto. Ya sabes que desde Burgos, mi patria, vine á esta excelsa Universidad insigne, donde aspirando en las ciencias la vanidad de cursarlas, sin el afan de saberlas. probar pude que en aquél, que por gusto á las escuelas asiste, sin que las busque para vivir en fe de ellas,

A falta d Hechiceros lo quieren ser los Gallegos,

basta, sin pareces docto, No te acuerdo que una tarde saliendo de San Estevan, la bermosa Doña Mencia ví, que la idolatré al verla, y que admitido en su casa con la decente licencia de vecino, y la amistad que con su hermano interesa mi estimacion, logré en fe de afables correspondencias honestos favores, que mi fiel rendimiento aprecia. Pues quando mas favorable en el mar de su belleza navegaba mi esperanza, MAIHAK volverme á Burgos fue fuerza, por persuadirme mi madre que al recobro de una hacienda pasase luego á Laredo, que por la muerte violenta de un tio alli me quedó asignada; quien creyera que heredar yo hubiese sido de tantos males herencia! Despedime de mi dueño, y con la firme promesa de volverla á ver partís de volverla á ver violento, pues mi fineza llevaba á mal carecer de su sol en tanta ausencia. Allá dispuse mis cosas tan brevemente ligeras, que una vez puesta en recobro seguro la poca hacienda, in sup que averigué me tocaba, p sisq no pudieron ni las tiernas expresiones de mi madre, ni de amigos las promesas detenerme; y asi admite, si á mal que lo calle Ilevas, que por volverme de priesa, de priesa te lo refiera. Pero suspendate un caso, que ni en farsas, ni en novelas, para escarmiento ó exemplo, fabulas, ni historias cuentan. A un village, que á distancia corta de Laredo era aborto tosco de un risco

(bien que nacar de una perla) iba á divertirme algunas veces, como quien desea, conversando, procurar el alivio de sus penas. Con una pastora hermosa, festiva, alegre y risueña, tuve familiaridad, que de las leyes de honesta jamas pasó, que es locura, en quien de noble se precia, cariñosos hospedages satisfacer con ofensas. Que me miró con cariño no es dudable, pues las señas, que en ojos y acciones pude inferir yo, todas eran hijas de un fuego amoroso que circulaba en sus venas. Creí al principio que fuese sencillez de aquella tierra, por lo que no negué algunos cariños á su belleza, discurriendo no podria hacerla en aquesto ofensa, pues transitorios afectos son juguetes, no firmezas. Supe alli, que desterrada de su patria á aquellas sierras vivia, porque sus padres con amor, o con violencia, pretendieron darle estado, y huvendo tal rigor ella, divertica alli en la guarda de unas manchadas ovejas, si admiraba con lo linda, pasmaha con lo discreta. Al volverme à Burgos quise despedirme, pero apenas lo escucho, dando á su rostro de amor y locura muestras: id con Dios me dixo, pero ved que otra vez no os suceda rendir alvedrios para que en vos los cure la ausencia, y en quien causais la ruina el alma se quede enferma. Llegué à Burgos, mi partida para este emporio de ciencias dispuse; y apenas hube caminado media legua,

y asombro de Sala

al doblar un motecillo, admiraciones encientra el discurso, pues me ví cara a cara con Cristerna, que este nombre tiene, amigo, la hermosura montañesa; quien con halagos, carinos, ispiros, ruegos y ofertas ne precisé 4 que conmigo raxese; qué no fuerzan en una muger hermosa, por mas que fingidas sean, las lagrimas! En fin, yo suspenso, fuerza es que advierta en su altivez, su jactancia, resolucion y soberbia, que aquella alma, mas que humanos espiritus la gobiernan. Y mas si verdad habló, en que salió de su tierra la hora y el dia, que yo salí de Burgos de vuelta, al suco habiendo de su pais hasta donde la tropieza mi admiracion asombrada, no menos que ochenta leguas. Por no traerla á Salamanca, mi afecto se la encomienda á Juan Chamorro, mi amigo, Escribano en esa aldea de Santa Marta; no fui desde que la dexé en ella á verla mas, pues Mencia es á quien solo venera mi corazon, y queriendo ayer visitarla, apenas toqué el umbral, quando vi que me responde Cristerna, reprehendióme sañuda, y amenazandome fiera por mi olvido, me retiro. Mira, Polilla, si es fuerza que sienta, callando, quando neutral el alma, y suspensa, á Cristerna no la puede querer, y á quien quiere ella que la adorada lo entienda. Con que no sé como acaben tantos sustos, tantas penas, afanes, ansias, martirios,

y sentimientos, que es fuerza y como moble los calle, y como amane los sienta. Pol. Jesus mil veces, Jesus! Señor, tu la has hecho buena? pero dime, sabe acaso que á esa culiparda balla conduxiste tu Mencia? Seb. No sé, por lo menos ella nada me ha dicho, ni yo tuve ocasion en que pueda explicarme. Pol. Digolo. porque si es que lo sospecha, como es tan culti latina. medio goda, y medio griega, con criticas frases es posible que nos convierta en piras ó mauseolos. Seb. Dexa pues que lo que ordena el hado, á su cuenta corra: mas llamaron ? Pol. Sí, y la puerta abre el poco ha Juan Chamorro, citado con su melena del tiempo del Rey Pelayo. Sale Juan Chamorro. Juan. Seo Don Sebastian amigo? . Seb. Señor Juan Chamorro. Juan. Vengan esas cinco clavellinas: cómo estais? Pol. En pie, por señas de que sienta el pie muy firme. Juan. De salud pregunto, bestia. Pol. De eso estamos muy quebrados. Juan. Asi: á solas os quisiera hablar quatro palabricas. Seb. Polilla, véte; esa puerta junta, y avisa si viene alguien. Qué venida es esta? Vase Polilla. Chamorro amigo? sentaos. Juan. Venga en Dios, y en hora buena un polvazo ahora. Seb. Tomad. Juan. Qué miga tiene, y qué fuerza! Amigote, este tabaco de furfuris no se encuentra alla; qué rancio, y qué rico! Saca una caxilla de palo. perdonad la impertinencia, y echadme aqui media quarta,

A throw server to quieren ser los Callegos, que lo que yo traigo es Bura. con su sal y si pimienta. Seb. Qué ignorante, y ou groser -? af Seb. Absorto os ecucho, amigo: Juan. Pues ahora fue a de arengas, pero pues vuetra prudencia seo Don Sebastian, yo soy trae la informicion, veamos. hombre blance, y no quisiera que conmigo el Santo Oficio Juan. Oid; esta es la cabecera. In Dei nomine, amen. Seb. Pues es testamento? tuviese que andar à vueltas; pero antes de hablar en esto. Juan. Bueno! donde esta la buena pieza no, señor; pero es previso: que dexasteis en mi casa? porque si es una hechicera. Seb. Qué decis? no quedó en ella? no yendo en nombre de Dios. Juan. Quedó, sí, señor; quedó: todo el cuento va por tierra el caso es que ya no queda, Lee. To Juan Chamorro, Escrib y del susto que me ha dado Real, en la forma y manera. he estado para dar cuenta que baya lugar de derecbo. á Dios de mi mala vida. con los testigos que aprietan Seb. Yo lo siento. Juan. Linda slema el becho, en lo susodicho. gastais : en fin la madama me querello de Cristerna es grandisima hechicera. à fuerza de tinta y pluma, como en lo escrito parezca. Seb. For qué, amigo? Juan. Ay es un berro! Al Señor Corregidor. prevenidme ambas orejas, Sale Cristerna por el escotillon, entre y oireis una sodomia los dos, y se los quita. mayor, que una desverguenza. Crist. Ya que me hallo yo tan cerca, Yo fui ante anoche á su quarto, mejor es que yo los lleve y la ví con tantas velas donde, y como me convenga. Seb. Raro prodigio! Juan. Señora? por el hueco, que la llave (muerto estoy!) en hora buena en la cerradura dexa, que crei, que en Baraona vengais, donde un fiel criado, me hallaba ya hasta las trenzas. entrambas manos os besa: Y ella, gruñendo allá dentro (no te llevará el demonio!) Crist. Ya sé yo quantas finezas con una cara de suegra, por no sé que ingrato ó turco, le debo, quantos obsequios, y qué corteses ausencias; zas, de un golpazo se cuela hácia el teeho, y allá vas: mas por él no vengo, no, que solo à venir me empeña, entro alla para prenderla, porque sepa un falso amante, mas cogila por el rabo. porque un pecho ingrato entienda, Seb. Extrañas cosas me cuenta que si de un monte me saca, vuestra admiracion. y á ser racional de fiera Juan. Lo dicho; me trae, no se lo agradezco, y os aseguro, por esta, que no obra bien la fineza que lo vi con estos ojos, quien cabe unir cauteloso que se han de comer la tierra: con el obsequio la ofensa. yo vengo al Corregidor, mi amigo, á dar de ello cuenta, Seb. Yo ofensa, Cristerna hermosa? Saben los cielos... ya ves, que traigo conmigo Crist. La lengua mi informacioncita hecha detén, cierra el labio, calma con su in singulis, y todo, la voz, tirano, y no mientas, que ya estoy de tus ficciones si os quereis pasear por ella, vereis si es verdad que viene enterada y satisfecha. Saca unos papeles.

Tu

y asomore so

Tu otro dueno adoras, quando yo del amor á las flechas vivo herida? no ha de ser. Oué te admiras de que entienda tus designios? no lo extrañes, que valida de mi ciencia el verme donde no quiestes, y huir de donde mie dexas, es, para que sea no dudes Que soy mas de lo que piensas. uan. Si es diablo, menos la cola, dice verdad la embustera. Seb. Qué he de hacer, sagrados cielos, con esta muger? Sosiega, Cristerna, tus bellas iras, que no dicen bien sus nieblas con el sol de tu semblante. Juan. Señora, dadme licencia. Crist. Id con Dios; y por si acaso dudais donde se me pueda prender, sabed que en la casa de Don Facundo, que á esta tan vecina está, me hospedo. Juan. Pues de un hombre de mis prendas tal imaginais? Jesus! no, señor, ni qué se entienda! Crist. Pues á qué fin formais autos, sino es vuestra intencion esa s Juan. Para divertir los ratos ociosos, sin mas cautela, que escribir por escribir. Yo soy vuestro, y tan de veras que: : pero vaya un polvillo. Saca la caxa; llega á ofrecerla; dale un golpe ella por debaxo, y se la arroja arriba. Crist Asi tal obseguio aprecia mi atencion. Juan. Jesus, mil veces! una sierpe es en conciencia; pero pues sé que en la casa de Don Facundo (las piernas me estan temblando!) se guarda, ella caerá; voyme afuera, no caiga antes yo: Seo Don Sebastian, á la obediencia. Seb. Id con Dios. Crist. Ahora, villano, es razon que tus ofensas publique mi pecho, herido de ingratas correspondencias.

Downsti UTy Tu, de aquel monte en las toscas brutas intrincadas breñas. no me hablaste cariñoso con palabras tan atentas, que pudieron tus razones avasallar mis finezas? pues cómo, dime, á otra adoras, tirano, y á mi me dexas, 6 porque á entrambas engañas, fingiendo que á ambas aprecias ? Mas yo verme aborrecida de un traydor? Yo ver mi ofensa sin vengarla! Vive amor, que es Dios que en mi pecho reyna, que quando mi rendimiento y afabilidad no venzan tus muchas ingratitudes. se ha de valer mi fiereza de prodigios, que te asusten, de asombros, que te suspendan. Ya pudiste inferir, quando me hablaste y viste, que era mas que rustica serrana; pero ahora es justo que entiendas, que para no sujetarme á persuasiones molestas de mis padres, que tiranos quisieron rendir la fuerza de mi libertad, sin ver que aun del cielo se ve exenta; en fe de explicito pacto la magia aprendí en la escuela de impuro espiritu: Qué te admira? qué te amedrenta? en ella soy prodigioso asombro, y pues mi sospecha verdad á ser viene, mira lo que haces, que por las bellas luces, que en el firmamento alumbran puras y tersas, que empañaré al sol lo hermosos que caducará la esfera á mi imprecacion: del globo, que tranquilo nos alber ga, no es la firmeza segura, porque tirana, sangrienta, colerica, ativa, osada, cruel, valiente y resuelta, en venganza de mi amor, y de mi gusto en defensa, trastornará mi ojeriza

todo

A fauta de Mechiceros lo quieren ser los Gallegos, todo el orbe de la tierra. Seb. Qué es esto que me sucede! estás, fortuna, contenta? qué he de hacer, sagrados cielos aqui, pero no exponerla á un precipicio es mejor, que despues podrá hallar senda la razon. Cristerna hermosa. tus bellos rigores templa, y vamos, donde no ahora te haga culpable tu ausencia. Polilla? Sale Polilla. Pol. Adsum: qué me mandas? mas por donde entró á tu audiencia esta señora, que yo no he faltado de allá fuera. Seb. Prevénme capa, sombrero, y espada, porque ir es fuerza acompañando esta dama. Crist. A qué fin? Seb. Qué se dixera de mi atencion, sino voy hasta que quedes.... Crist. Qué atenta cortesana prevencion! con tal pretexto quisieras ver el idolo que adoras? pues tus extremos modera, que finezas que por mi no se hacen, no son finezas: vo me iré cierta, de que sola estaré mas contenta, que tan mal acompañada. Seb. Cómo pues ! Crist. De esta manera. Hundese. Pol. Gran pecadora es sin duda, que se la tragó la tierra: es esta, señor, la ninfa de la montana? Seb. Ella mesma. Pol. Pues parece linda maula. Seb. Ahi verás, quanto merezcan sustos, fatigas, tormentos, v sobresaltos: no quiera amor que la que aborrezco para llevar, aunque sean estorbo á mis gustos sea, ni que á mis felicidades quarenta, un misivu es tercio se opongan sus influencias. Vase. de pescado? ú qué animal de las Indias es? ha, cielus, Pol. No quiera amor, que yo llegue á enamorarme de veras, quien pensará que you tenga pues solo traen los cariños un demoniu de un enredo,

quebraderos de cabeza,

Vase, y salen Doña Mencia é Ines. Menc. Ya que el farol luciente la atmósfera ha dexado tenebrosa con su ausencia lustrosa; conduce, Ines, antorcha refulgente al cubiculo mio, porque sea emula arctificial, de la febea lampara, que illumina sin espantos ni deliquios de luza Ines. Terminos tantos, with Iller y tan extravagantes, quien ha oido? llevème Bercebú si te he entendido. Menc. Que aqui mencione mas tu vos limito. Ese Queruble tal, angel precito. que porque aleve à mas ascender quiere terro es subterraneos vive y muere. Ines. De oirte tan retorica mil cruces me hago. Menc. Un substituto de las luces diurnas no traerás? Ines. Dale canela: para mandar que traiga aqui una vela es necesaria tanta patarata! Men. Una no mas?qué necia, qué insensata, no una, no, que esa chispa, no ha lumbrera multitud si, que aquesto hagan esfera. Ines. Pondré seis mil, y mas si esto es poquito. Menc. Llama al rustico pues, á ese corito. que atlantes son de fardo con despecho las contrapuestas carnes de su pecho. In. Por no oirte me fuera á Berberia. Vase. Menc. Caliginosa está mi estrella impia. en multitud de pielagos me anego. Salen Ines y Toribio con luces. Ines. Ya aqui tienes las luces, y el Gallego mira en efecto para que le llamas. Men. Con advertencia tacita me inflamas: tendrás, di, discrecion en esas manos. aborto de los montes Asturianos, par llevar un misivo á un literato? Tor. Sí tengu

que me muerde el curazon!

pero, curazon, callemus. enc. Toma esa lista, que en rasgos atezó borron ligero, y conducela al vecino escolastico, diciendo que á un armonico certamen. que á mis años es festejo esta noche, comparezca. Esto mas escucho, ha, celus, quien fuera Abad para ser rico, y declararme prestu! nes. Fuiste ya á llamar (Toribio) á Don Iñigo? Tor. Eso es buenu! fui á llamar á Don Muñigo. é dixo que vendria luegu con Juan Zamarru, su amigo, é Doña Paulita. Ines. Necio, Don Inigo, y Juan Chamorro; no Zamarro. or. Ey, nu es llu mesmu? en fin amor, que por fuerza has tu de quedar mal puestu yendu á dar ese billete de tu duenu quandu menus? mas qué hemus de hacer, amor? callar: valor, sufrimientu! Vase. Incs. Señora, en se de que has de perdonar mi atrevimiento, me atrevo á significarte, que como tu agudo ingenio à tiempo su amante llama, que si entrar le viera dentro esa criada, que ayer tu compasion ó tu zelo recibió, posible es que, ignorante del misterio, á tu hermano se lo diga, resultando de todo ello algo que nos duela. Mens. Absorta me comprime el ronco atento de tu exhortacion, Ines. Esa famula, que esmero es de erudicion, aunque ha poco que la poseo, ha cautivado en su docta mente mi timido pecho, y quien exerce tan grande medula no exerce yerros.

Ines. Si tu con tus voces das

solucion al argumento,

de mas estan mis reparos: y aunque venga descubierto para el festin, nada importa, pues no es en tal Ciudad nuevo que la gente estudiantina concurra á todo festejo.

Menc. Dices bien, y ...

Dent. Para, para. Ines. Dona Paulita, su abuelo. con Juan Chamorro, y Manuela,

entran, señora. Menc. Al momento lleva ese lucero errante, que ilumine en sus reflexos

sus coturnos. Toma Ines la luz, llega à la puerta, y salen Don Iñigo, Chamorro, Paula, y Manuela con mantos.

Paul. Mi Mencia. dame los brazos, y en ellos tendré el placer de admirarte tan linda; guardete el cielo. Jesus, qué bella estás!

Menc. Niña, mi admiracion te confieso de que haya en jovenes años tan adultos pensamientos. Ines, abstrae de Paulita aquese serio bostezo, que obscura nube texida sa faz, está anocheciendo.

Ines. Y para que quite el manto es menester tantos verbos, que no se puede entender tu lenguage sin comento.

Paul. Muger mas extravagante no he visto! no es facil, pienso, sin un Calepino al lado, entenderla los conceptos.

Iñig. Señora Doña Mencia, yo siempre he de ser muy vuestro, como estais? Menc. Indemnizada de males, con el deseo de pagar el noble, grave prologo de vuestro afecto.

Juan. Señoras, á la obediencia, que yo no sé chicoleos. Mens. Qué rustico es Juan Chamorro! Paulita? Paul. Como su empleo tiene en una aldea, no gasta muchisimos cumplimientos;

pero el es un pobrecillo.

Menca

A falta de Hechiceros le quieren ser los Gallegos, Mene. Evidencia tu concepto, tanta dicha por mis puertas? que son estos aldeanos Iñig. Aqui estan al orden vuestro adictos á lo sincero. dos amigos y criados. Sale Toribio. Fac. Vuestra urbanidad aprecio: Tor. Señora, ya di el misivu, mi señora Doña Paula, y me ha dichu á quien le llevu como estais? Paul. Solo sintiendo que luegu vendrá: ay, hechizn. vuestra ausencia. quien pudiera á tu pescuezu Fac. Ha haber sabido pellizcar por manjar blancu que os hallabais aqui, es cierto un pedazu! Juan. Qué hay, Gallego s que nada me impediría Tor. Ya puede ver su mercé. venir a serviros; miento, señor Zamarru. Juan. Mostrenco que desde que ví en Cristerna Chamorro. Ines. Manuela mia. tanta belleza, estoy muerto Man. Como estabas con el serio de amor, sin que encuentre mode trato de las amas, no de avasallar tanto incendio. quise llegar. Ines. Pues es cierto. Aqui no estais bien, senores, que estoy muy contenta yo entrad, que en tanto podremos que empieza el festin, un rato con la mia. Man. Dexa eso, porque á Paulita la tiene jugar; Toribio, anda presto, tan consentida su abuelo. toma esas luces, y vé delante. Tor. Pues estoy ciegu, que paso lo que Dios sabe. Tor. Há, señoras, esu mesmu alumbreme you. Menc. Paulita. entra pues. Paul. Ya te obedezco. hacen todas si se juntan en vesita y en paseu. Señores, en esta casa Ines. Ay, amiga, no te he dicho tan extravagantes genios hay, que una culta, otro obscuro como compañera tengo que hace mil habilidades? y todos, qual mas, qual menos, Man. Qué dices ! Ines. Lo que te cuento. no es posible decifrarlos, A Toribio, y á mi, dice, sino los descubre el tiempo. Vans que ha de enseñarnos portentos Ines. Manuela vén. Man. Ya te sigo. Vanse las de Iñig. Vamos, Don Facundo. Cielos, prodigiosos, no es verdad, Toribio? Tor. Ey como si es cierto: yo aprenderé como un gatu, si será cierto lo que y estudiaré como un perru. dice Juan Chamorro, pero Iñig. Señora Doña Mencia. si lo es, del mundo ha de ser decid, os está sirviendo esta muger escarmiento. mas criada que Ines? Menc. Sí, Juan. Antes que ver á esta perra y es dulcisimo embeleso quisiera verme en Marruecos. Vas de ojos y oidos en lo Fac. Ay, Cristerna! mucho amor bellisimo y lo discreto. introduciste en mi pecho, Juan. Mala muerte la dé Dios. mas yo buscasé ocasion si es la que estoy discurriendo. para apagar tanto fuego. Vas Paul. Y Don Facundo, Mencia? Tor. Ay mancilla, mi señora, Menc. Proyectando está allá dentro ya sé que soy un jumento: con la famula reciente mas si el nifiu tuertu dicen los preludios á un festejo, que no repara en sugetus, que le ponderan asombro. qué importa que enamoradu Juan. Esta muger es hebreo haya un asnu mas 6 menus? lo que habla, ó vizcaino? Sale Cristerna. Sale Don Facundo. Crist. Esperando á que se fuesen Fac. Buenas noches, caballeros: los que vienen al examen

le mi ciencia, estaba, para que ocupando este parage n que el festejo ha de ser, lablar si pudiese antes on el aleve tirano Don Sebastian; mas, pesares, no me atormenteis; memoria. por que tirana me traes tales especies? yo misma, porque llegué à declararle mis portentos, di motivo à que su amor entibiase? Pero qué es esto! Al reflexo de la escasa luz, que sale de esa pieza, á Don Facundo veo salir: qué ignorante será si irritarme intenta! 6, si la puerta encontrase! que aunque pudiera hacer cosas horrorosas por mis artes, no ha de haber medios terribles si puede haberlos suaves.

Sale Don Facundo. ac. Parecióme que Cristerna salió á este sitio: arrogante pensamiento, atrevete, porque no es de pechos grandes encarcelar en el pecho un vil corazon cobarde. Esta es sin duda. Crist. Qué no haya podido ausentarme! ac. En vano, hermosa serrana, huyen vuestras celestiales influencias de mis ojos; pues aunque ocultarlas trate la obscuridad de este sitio, hasta, pues que le es tan facil, á desterrar muchas sombras el sol de vuestro semblante. Crist. Con no responderle juzga que le pago. Fac. Aunque tu calles, mal pueden, Cristerna hermosa, tus reflexos ocultarse. Pues queda aqui, ver intento si hay quien mis temeridades oiga y vea, y en la nieve de su hermosa mano afable templar mi incendio. Sale Teribio.

Tor. You vengo. Crist. Ya se fue. Tor. Como un salvage, pur si mi ama se desmanda,
y cuela por esta parte
para trupezarla á obscuras,
que de nuche en casos tales
todus llus gatus son pardus.
Crist. Otra vez llega á acercarse:
la puerta hallé: asi le burlo. Vase.
Sale Doña Mencia.

Menc. A mi educación constante no impondrá, no, á sus coturnos tardas remoras cobardes mi escolastico galan.

Y por si llega á esta parte, ya que en lugubre destino esta opaca quadra yace, nuncio sea yo de su gusto.

Sale Don Facundo Fac. Pues que no parece nadie, ea, valor, no te asustes, que aquel que como yo amare, me disculpará. Tor. Qué haré! pasus se oyen en dus partes, llus de aque huelen á pabus; pero esotus á faysanes, estoyme quietu, que quietu, y á quien lle pique se rasque. Menc. Viriles plantas escucho. Fac. Ella es la que oigo, piedades. Menc. Esta vez, ó rubor mio, de mi pundonor te abstrae. Quien es! Fac. Quien puede ser, bella medicina de mis males, sino quien por ti padece. Menc. El es, pues rendido yace á mi hermosura: si notas en mi proceder lo facil, ni lo extrañes, ni lo admires, que mas en quien ama cabe. Fac. Esto es, porque mas humana me habla ya, quien es tan grande

en todo, nunca lo yerra.

Tor. En qué parará este lance?

Fac. Pues supuesto, hermoso hechizo, que ya que te adoro sabes, llegue mi amor á tus brazos, siendo de tu cielo atlante.

Menc. Si de platonico a fecto tan afectuoso amor nace; pues mi esposo ha de ser, nada perderé en que los alargue.

Tor. Esta de aqui es mi señora

B Doña

Dona Manzilla, y you calle, é trocaré llus abrazos á llus dous aunque me maten. Fac. No me respondeis? Abrazanse. Menc. Asi mi carino os satisface: tomad les brazos y el alma. Fac. Mi felicidad es grande. Tor. A el pocu, que vale caru. Fac. Cómo de este recatarse su gran modestia se infiere! yo nací dichoso amante. Tor. Bravo cuento, é mejor truecu. Fac. Quien asi empieza á premiarme, temple los incendios mios con los hermosos cristales de su mano. Tor. A mi non dice, porque estas son de azabache, é non de nieve, ni yelu: oigamus ella que hace. Menc. Quien tan misteriosa os ama, no es bien que muera cobarde. Tor. Si ella se la allarga, el vuelo la pillu, acotula antes, pues llus Gallegus cumemus siempre manus, é cuajares. Fac. Si me habeis de premiar, sea no llegando el premio tarde. Menc. Tomad pues. Tor. Par Dius pilléla, doyle you á estotro salvage la mia en trueca. Fac. Feliz soy. Menc. Un imposible lograsteis. Fac. Con ella tempio mi incendio. Tor. Mal añu, y como la llame chupe, que solu de rona tiene franjas y alamares. Fac. Esta mano no es, ni puede ser de quien asi me trae; muger, habla, di quien eres! Menc. Ay, Dios! fraternal examen colerico espero, pues ces el que está aqui, pesares! si el labrado pino encuentro oculteme, y siempre calle yo este desliz, para que jamas me tengan por facil. Vase. Fac. Quen va, d go otra vez. Tor. Igu. Fac. Esta voz es bien que extrañe, y e te tacto, mas por si es Pol. Pues mirala atravesado, algun criado ignorante,

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos, que burlarme ha pretendido, me vengaré con matarle: muere, traydor. Tor. Ay de mi! Virgen de los Enebrales: qué me matan, qué me zurran! Salen Dan Sebestian y Polilla. Seb. Pues oigo voces, no aguarde a mas mi valor. Rine con Facun Pol. Señor, que es paso de parte á parte de Don Quixote este, mira que se ha de quejar Cervantes. Salen todos. Iñig. Alli hay euchilladas; ola. luces: tened, qué certamen os mueve á tan grande empeño Seb. Yo, señor, entré à informarme de lo que vos dudais. Menc. Nada diga yo aqui de aquel lance. que ha poco que pasó. Fac. Ciel viose trueco semejante! mas disimular intento: vine á este sitio á informarme de si acaso iluminado estaba para empezarse el festin, y hallélo obscuro al tiempo que ese ignorante criado vino, y creyendo ser etro, procuré hablarle, no respondió, y dió motivo á que la espada sacase, y le hubiera muerto á no haber llegado á este trance Don Sebastian, y vosotros. Tor. Mal cunviene este putage con lla manu, é con llus labios, las nieves, é llus cristales. Juan. Si no ha sido mas, no imper que pudiera originarse una causa criminal si hubiera salido almagre. Paul. Pues cesó ya la discordia, empiece el festin. Menc. Iguales son auestras mentes, Paulita. Criss. Mejor se mejoró el lance que yo crei. Seb. Mencia mira, y Cristerna embarazarme quiere, que en sus bellas luces fiel mariposa me abrase.

inque ahogandola la mates. g. En lo que obre esta criada aré reflexivo examen e si Juan Chamorro dixo erdad. Fac. Cristerna, pues sabes jue esperamos tus festejos, ean tus habilidades ni desempeño. Crist. Sí haré: ques para desempeñarme en la familia he encontrado generosas voluntades que me asistan. an. Yo aseguro que olerá mal el potage; porque guisos del demonio, el demonio que los trague. lenc. Toribio, apropinqua quietes. or. Cuetes, senor! al instante: mait de qué polvoreria llos trairé porque non tarde? uan. Dice asientos, bruto. or. Asientos, eso ya es otro lenguage. Pone sillas. Pac. Qué esperas, Cristerna? rist. Ha, zelos, que ha de festejar sus males quien respira incendios, iras, rabias, furias, y volcanes! agua, que me abraso: cielos, caigan sobre mi los mares, que es todo fuego mi pecho: Silvo, y todo el teatro es mar. ol. Sopla, y con lo que nos sale! uan. Virgen santa de la Peña de Francia, tu amor me ampare! Tod. Qué pasmo, cielos! uan. Qué digan, que una muger tan bergante no es diablo con guardapieses? Crist. Qué admiracion os combate? el mar mirais alterado, que parece que implacable inundar quiere la tierra

con quien hechas tiene paces,

siendo un arenoso muro

quien resiste sus embates:

que sus mismas sinrazones

mas si de la tierra mira

ingratitudes, es facil,

amotinen sus cristales,

cuyas iras, es posible Mirando à Don Sebastian. que tarde, 6 nunca se calmen, si quien forma las tormentas no da las serenidades. Seb. Ha, cruel! Tuan. Como soy pobre, que estaba por darle un cabe! Fac. Yo no entiendo tus enigmas, Cristerna. Crist. Pues no os espanten, yo me entiendo, y aun me entiende quien calla, y mi razon sabe. Pero esto la diversion no impida; y pues las letales pardas sombras de la noche su lobrego manto esparcen, yo fio, que aunque la noche inunde de obscuridades los horizontes, no son sus horrores tan constantes, que alguna vez no disipen los luminosos celages del aurora sus influxos; y si las nocturnas aves asustan con sus gemidos. y horrorizan con sus ayes, saldrá el sol, por mas que digan sus acentos lamentables. Ella, y Mus. En horabuena se esparza, huyendo de los celages del padre hermoso del dia la que de sombras es madre, y en funebre trono domine

triunfante,

hasta que otras luces la ilustren y bañen. Al empezarse el quatro, empieza à salir de entre las olas una elevacion, cuyo adorno va ya cubriendo toda la boca del testro con nubes, y entre ellas variedad de estrellas transparentes, y panaros nocturnos, como bubos, leshuzas, y morcielagos: de las bambalinas descienden dos Ninfas, acompañando á la luna, que será transparente: en el centro de la tramoya, que sube del foro en un trono funebre, vendrá la noche, con manto de estrellas, que la cubre toda, y subiende à proporcion, de modo que iguale con las Ninfas que la cogen en medio, canta la noche; o subirá con el recitando.

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos, Recitando. que mi sospecha se haga Noc. De horror cubierto el orbe pavoroso, realidad. Tod. Portento grande! ausente el sol lustroso, Menc. Paulita, no ha enagenado y la noche de estrellas adornada. tu mente aqueste admirable de la palida luna coronada, deliquio de los sentidos? llame á las tristes agoreras aves, Paul. Yo siento que se acabase porque concavos huecos tan bellisima delicia: de su acento veloz formen los ecos. su ciencia llega á admirarme. Copla. Los lutos macilentos, Juan. Ello, bien puede ser malo; que el negro manto esparce, pero si la verdad vale, asusten pavorosos Don Inigo, esto me gusta. las flores, las corrientes, y los sau-Inig. Amigo asombro tan grande no es habilidad, es magia, Ecos. Flores, corrientes, sauces. que esta execucion no es facil Noch. cent. Los tristes buhos giman, en lo natural. Juan. Pues vamos, mi influxo horrores cause, pesele á quien le pesare y aneguense en mi llanto á echarle la garra, y zurra; los orbes, los vivientes, y las aves. que ahí se entró. Ecos. Orbes, vivientes, aves. Correse la careta del sol, y en el ci No. b. cant. Y huyendo de la aurora tro, en un bermeso adorno, se Empieza á subir. ve à Cristerna. los fulgados celages, Crist. Pues por tan facil se bañen de fulgores lo tienen, qué aguardan? lleguei los montes, los collados, y los valles. si lo intentan, á arrestarme. Ecos. Montes, collados, valles. que el que venga á este lugar, Al empezar la tercera copla, se oculno se irá sin chamuscarse. tan las Ninfas entre los primeros basti-Iñig. Ha, traydora! dores, y sube la noche à las bambali-Juan. Ha, bruxa vil! nas, quedase el teatro de cielo arrebo-Seb. Al ver tanto acombro, calle lado con paxaros y flores, y por una yo. Fac. Con prodigios tan raros bermosa coneba, en carro tirado de eamas á mi amor persuade. ballos blancos, va montando la aurora, Paul. Buena criada tenias. que bará una muger, viendose al Menc. No acabo, ay Dios! de admirarn ultime foro un peñasco. de lo que he visto. Tor. Aunque sey Aur cant. Fogosos hijos del viento. malo, oh, si yo lo estudiase, que os entregais á los mares, para ser querido! Pol. Buenos porque la aurora dé al orbe se quedan los botarates. sus esplendores radiantes: Crist. Hasta que de mis furores caminad alegres, y hallando sagaces. haga en vosotros examen, diafanos espacios, nitidos cristales, todo quanto á vuestros ojos hollad de la esfera los vagos caminos, se ofrece, llevelo el ayre, pues con gorgeos, trinando las aves, diciendo confusas voces, saludan al a ba, y alegran los valles. y acordes ecos suaves::-Navegad entre fulgores, Mientras se canta la copla, represen porque sus luces explaye, tan confusamente los del tablado para i uminar al orbe, lo que se sigue. la faz de Apolo brillante. Mus. En hora buena se esparza, &c. Rompese el peñasco, y se ve el sol, y al fin Unos. Maga aleve, astuta fiera.

Otros. Teme, siente tus ultrajes.

han de ser tus falsedades.

Tod. Que objeto á nuestras venganza

JUR-

de el estribillo se oculta la aurora.

Inig. Este asombro ya la raya

de natural pasa, y hace

#### JORNADA SEGUNDA.

Mutacion de saion, y salen Ines y Toribio, y al descubrirse se ve puesta una barrera muy grande, á que acompañarán dos mesas con espejos grandes á los lados.

Ines. Toribio, aunque á los gallofos no hay que andar con silogismos, en preguntas, ni en respuestas; esta vez, porque te estimo, procuro de ti saber, si tu quisieres decirlo, sola una cosa. Tor. Pur mi, par diez mas que sepas cincu. Ines. No me dirás, qué ocasion tienes, 6 qué desvarios, que parece, segun andas, que te han arrimado hechizos? no respondes? habla, bruto.

Tor. Ay, Ines, que es mi martillo

Tor. Ay, Ines, que es mi martillo tan aquél, tan elevadu, que me sé yo que me digu, que solo barraquear puedu, pero nun puedo decillo. Llora.

Ines. No llores, llevete el diablo, que son malos desperdicios con tu cara de camueso lagrimas como membrillos.

Tor. Quieru llurar suga, á suga, que es llurar pocu hilu á hilu, é pues estu es lo que quieru, dexame un pocu conmigu.

Ines Pues ya me voy; doyte al diablo. Vas.

Tor. Ea, amor, ya estoy contigu brazu á brazu, veamos comu te venzo, ó me das un chirlo. Yo adolatru, ay dulce dueño! yo quieru, ay hermoso bechizu! é non sey como me esprique, porque es bien tan infinitu, que non cabe lo que sientu en todo lo que non digu. Yo entrei á servir á mi ama, y apenas vi su fucicu, quando el disblu del demoniu tales cosquillas me fizu, que nia bebo, como, y duermu, porque todos son respingus, que empiezan en el celebru.

y acaban en los tubillos: si vo fuera caballeiro, y estuviera bien vestidu, ya me hubiera declaradu, pero salir temu á palus mas cargadu que un borricu. Oué he de hacer? que yo me mueru de un calor, aqui metidu, que me quema, y non se templa con beber agua, ni vinu? Morirme? llevela el diablo. que vo quieru quedar vivu. Decirselu? quandu menus, es ponerme yo al peligro; pues qué hemus de hacer? penar, si que non somus Obispus. Declararme? es imposible; callar? non lo solicitu; morir? guarda que eso es cuentu; non parlar? es non dar gritus; con que viene á ser la cosa, que me trae tan aburrido. exemple, pur donde pase la careira de lus siglus. Ya veyu que me dirán, cómo se atreve un coritu á galantear una usia? dirán muy bien; pero digu donde tienen llos Marqueses embanastado el cariñu, no le traen los ganapaness como tres y dos son cincu. Pues si es llo mismo uno que otre, aquello, y esto es llo mismu. Ibame, mas ya el ingenio una cosa me ha ofrecido, si yo supiera ser magru, como Cristerna, es bien fixu, que con magras apariencias pudiera you, siendo el mismu, ser outro, porque las galas, aunque á los que son borricus llus diferencia, y pur esu non dexan de ser pollinus, con todo el trage les hace no tan asnos bien vestidos, pues allá vuy, antes que se fuera por esus trigus. Cristerna, que la llamara me encomendó: por San Linu que he de probar; ah, Ccisterna?

A falta de Hechiceros le quieren ser los Gallegos, de los zelos el martirio Sale Cristerna. sienta, que con lo que adora Crist. Qué es la que quieres, Toribio? Ter. Miren si lo dixe you. le han de dar mis desvarios, siendo este hombre el instrumento. dime pur donde has venidu? Tor. Pues en tanto, que yo sigu por el ayre u por la tierra? mi bien, representaremos Crist. Por el ayre, qué delirio! aquella historia junticos por esa puerta, que yo, del Dios Paño, y su xeringa: aunque retirada vivo si yo á la pichona pillo, de esta casa, no he hecho ausencia no hay que meneallu, que no ni un instante. me truecu por un Obispu. Vase. Tor. A mi ama has vistu? Crist. Ya se sue, pero qué importa, Crist. No. si para que el dolor mio Tor. Ay, Cristerna, que me tiene me martirice, está siempre muertu, aperreadu, y perdidu mi imaginacion conmigo? su fisgonia del rostro, Don Sebastian (ah, pesares!) y atomia de su hocico. me olvida: en vano me anímo Crist. Aunque no te explicas bien, á pronunciarlo: mas, cielos, ya tu dolor he entendido: si no bastan los hechizos. buena dolencia es por cierto. los pactos, ni los conjuros Tor. Buena ? doyla á Calainos; á vencer los alvedrios, mas quisiera, que este mal, de qué me sirven las artes? padecer un garrotillo. Pero armonicos sentidos Crist. Pues animo, y no te afijas, oigo: Manuela es que viene que yo te abriré camino con Ines; yo me retiro, para ser feliz, si tomas pues nada puede importarme mi consejo. Tor. Acaba, dilo, estorbar sus regocijos. que por tomar, tomaré, Retirase al bastidor, y salen Ines y aunque sea un tabardillo. Manuela. Crist. Pues mira, yo te pondré Cant. Ines. Ay, amor placentero, muy galan, bizarro, lindo, que hacer sabes el tiro muy hueco, y muy adornado, con pena, que es duizura, y de este modo vestido, con ansia, que es delirio. presentate á quien te mata, Pero eres niño, que en este lazo te cifro y en tu edad los juguetes tus venturas; pero mira, que quando la hables, te aviso son desatinos. Crist. Dice bien: ú hable mi pecho no te pongas el embozo de su airada flecha herido. de la capa (está advertido); Man. Mucho tarda en responderme pues si alguna vez lo hicieres, tu ama, y como un basilisco serás luego conocido se ha de poner mi señora en estilo y en persona; de ver que tardo. mas si sigues el camino. Ines. Espacito, en que te ponga, hablarás que estará viendo en Lucano, culto, claro, ayroso y limpio, en Terencio, y en Virgilio, y no serás despreciado. do que debe responder. Tor. Tal oigo, y no me hago anicus Crist. Si aunque esté distante asisto de placer! dame esa cuerda. pronta á quanto ocurra, quiero Crist. Toma: objeto le haré digno ap. que tengan libre este sitio. de la risa y del desprecio; Man. Pues tambien quiero yo echarla pues aseguro el camino mientras viene, ó no, el aviso. con él, de que un falso amante

Cant. Man. Qué ardor tan halagueño; amor, son tus hechizos con llamas, que embelesan, con dulces desvarios.

Pero eres niño, &c.

Sale Doña Mencia.

Menc. No de mas sonoridades
se fecunde vuestro juicio,
y tu di á tu dominante
dueño, que fiel me apercibo
á su recepcion. Man. Qué dice?

Ines. Que venga (esto es claro y liso)

esta tarde; y que yo he de ser su Calepino.

he de ser su Calepino.

Man. Beso tus pies.

Menc. Ese nuncio, Ines, no ha retrocedido con su embaxada?

Ines. Y qué has hecho,
con que avisase Toribio
à Don Sebastian? Menc. Inepta,
toda tu eres solecismos!
en tanto que Doña Paula
se apropinqua á mis cariños,
y aqui Facundo no consta,
hablar podré á ese fingido
enigma interior del alma,
que vacilando conmigo
en campal batalia, forma
lides en el pecho mio.

Ines. Tedos los amantes sois locos de raro capricho! por mi que venga, y si hubiere sustes, bulla, zambra, y gritos, allá te las hayas to.

Menc. Qué solumne, qué festivo palpita un pecho, si logra dulzurados los alivios! si vendrá mi amante? 6 cómo los minutos se hacen siglos en quien espera!

Toribio al bastidor vestido de golilla nidiculo.

Tor. Par diez,
que Cristerna verdad dixo,
yo hablo como un Colegial,
y este manteo es divino
de tupido y de lustroso.
Galan estoy, ahora digo,
que puesta en solfa esta planta,
y compascado este brio,

será dulce iman, que arrastre
bellezas como bodigos:
alli está mi bien: yo llego.

Menc. Quien á conculcar ha sido
osado con fatua planta
el privilegiado sitio,
que el rubicundo rlaneta
dexa? Tor. Yo soy, dueño mio,
que amante tierno de blancura tanta,
me tienes el dogal á la garganta.

Mens. Quien; pues, audacia os dió tan desmedida,

para que vuestra barbara locara halle mansion, á nadie permitida? Tor. Quien, mi bien, puede ser! vuestra

vuestro eburneo candor, diafano talle, que de solo miralle dorado en esa faz de trecho en trecho, en cuclillas el alma está en mi pecho, hasta que en tu favor haya crecido.

Menc. Quien sois, decid?

Tor. Aun no me ha conocido,

tendré cuidado, ya q asi se engaña, ap.
que mi embozo no diga la maraña,
en mi os adora entera, si os agrada,
toda Plasencia en fin, ahí q no es nada.

Menc. La Ciudad de Plasencia?

Tor. Sí, señora,
que es Ciudad racional la q os adora,
Menc. Cómo atrevido, osado, y descompretendeis: - (puesto
Tor. Aun no está maduro esto. ap.
Menc. Quando á otro dueño adoro
descomponer mi honor y mi decoro?

Tor. A otro dueño? qué oi ! tirana, men-

calla, calla, maldita sea tu lengua, que de zelos y enojos, tengo azules las uñas y los ojos: ah, traydora! si llamas á otra puerta, antes permita Dios te caigas muerta. Tirana, aunque me ves con este trage, no sabas tu quien soy!Un gran salvage, pues soy hidalgo, noble y caballero, y soy tambien::-

Menc. Huir veloz espero de vuestra atrocidad.

Tor. Teneos os pido.

Menc. Ola, no hay quien castigue un atreInes?

(vido?

Sas

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos, Sale Ines. disimule. Ires. Señora mia. Pol. El saca trapos á que entró aqui? Ines. Una mentira Menc. Impugne tu tamana demasia. ha de componer mi engaño. mientras invoco audaz, impulso fiero. quien domine el absurdo de un gro-Seb. Qué es esto digo otra vez? Ines. Señor, estando limpiando Ine. Valgame, amor, qué joven! ya blasona esta sala (ay, qué temor. de mi su perfeccion. me estremezco de pensarlo!) este hombre se entró hasta aqui. Tor. Ay, qué fregona! en aqueste costado y (ni aun las palabras hallo) llegandose á mi (del pecho tengo un flato de amor atravesado; mas á esto ha de humillarse mi granbrinca el corazon á saltos) me cogió (Jesus, mil veces!) Ines. Llegaré: Ya conozco q es flaqueza, descuidada el bribonazo. con que (qué susto!) una joya. y q es mal gusto; pero en los placeres, ap. que mi ama en su cumple años quando tienen buen gusto las mugeres? hoy me dió, me agarra, y yo, atrevame á decirle dos cositas: ha, hidalgo? ha, caballero? por defenderme, le araño: Tor. Las bonitas y este es el cuento, y doy voces. Tor. Qué embuste tan temerario! ap. se ceban en mi talle y en mi trage. Pol. Yo crei que era otra joya, Ines. No me ois, serenisimo salvage? figura de tapiz con abertura? segun ponderas el caso. Seb. Vos, caballero, qué hablais? Tor. Qué quieres, pequeñisima hermoq decis de esto? Tor. Yo he echado ap. sura, q eres dulce sirena en tanto empeño. un bello lance; por cierto, si me moliesen á palos de la frondosa margen de un barreno. no seria bueno? ahora bien, Ines.Qué he de querer? que atento notes. Tor. Qué he de notar? embozome de alto abaxo, y hablo gordo, que asi saben Ines. Mi rendimiento. no de cariño, ni de halago falto. executario los majos. Seb. No hablais? Pol. Parece que no: Tor. Noramala, que pico yo mas alto. lo debe de estar pensando. Ines. No dice mal, que en alto se ha Ines. En buen empeño le he puesto. empleado. Menc. Don Sebastian, á tu mano sin duda que cayo de algun tejado. fio el desempeño. Seb. Ea. Tor. For que? qué decis? Tor. Que enamorado Ines. Porque alli sin embarazos, estoy de Doña Mencilla, te presenta tu amor hecho pedazos. quieren ouirlo mas claru? Tor. No te canses, aunque eches los li-Pol. Ola, no es este el gallofo? ya no te quiero. Menc. Toribio! fraude hay magno. Seb. Pues, picaro, como tu::-Ines. Qué con estas manos Tor. Embozéme, y llevó el diablo Sacale la espada. el disfraz: mas pues ya estoy no me vengue de un picaro insolente! Desembozase. muere, traydor. Tor. Muger, o diablo, tente. como antes, valgame el lazo de Cristerna, y pues estan Ine. Toma. Tor. Son pataratas manifiestas. entre todos consultando Ines. Pagalo, perro. que han de hacer, asi los burle. Salen por una puerta Don Sebastian y Polilla, y por otra Doña Mencia. Hundese. Seb. Qué voces son estas? Seb. Infame; mas, cielos santos, donde se fue? Menc. Esto es hechizo. Menc. Pues llegó á tal trance, yo

y asombro de Dalamanca. Ines. La tierra se lo ha tragado. cargos me culpan, señora, no son tan fuertes los cargos, Pol. Si seria la maga, en forma de Toribio! Ines. Fero Toribio podia que me opriman. Yo aborrezco à esa fiera, y es agravio usar de tales encantos? vo poco le ví allá fuera. acordarme que me pude Menc. Toribio aqui? no lo alcanzo, inclinar á sus engaños. Menc. Creeré yo locucion tanta? pues habia de abstraerse Seb. Mi corazon está dando asi de su infimo estado. muestras de su rendimiento. que mi candor intentase Crist. Qué tierno, rendido y blando empañar rustico y zafio? no es posible. S b. S la joya amante! ha, traydor aleve! Hundese. Ines. Yues vesle can mogigato, llesó, cerca está el hallazgo, lleveme Dios, si le crea. Ines. Ines Ay, señor, aquedo que en posesion otras manos. Pol. Bien harás, que estos muchachos á las damas cada dia tienen, tarde se recobra. las mudan como zapatos. Pol. Llamale, y podrá sagarnos de este embrollo él mismo: Inc.? Menc. Ya que advierto tal fineza. Ines. Ha, Toribio? omita los entusiasmos de mi colera. Pol. E ta culta Sale Toribio de Gallego. Tor. Ines , ya salgo: habla en griego ó en polaco? pues dudan, calle mi picu. Seb. En que conoceré yo Menc. Campe tre, donde has estado? que esta ya mas serenado Tor. De en casa de Don Monigu vuestro cielo? Menc. Con que yo vengu ahora como un galgu lo afiemo, y lo digo, dundoos de un recadu, mi señora. los brazos en recompensa. Menc. Dime, queda alli mi hermano? Ali ree à abrazar sale por el escotillon For. Sí, señora, queda allá... Cristerna, y se pone en medio. Menc. Aunque me dexó este caso Crist. Cómo es eso de los brazos? Seb. Raro asombro! Menc Espanto fiero! tremebunda, no por eso ap. omita su queja el labio. Imes. Fuerte susto! Pol. Hechizo extraño! Ya, selior Don Sebastian, Menc. Aleve, cómo te atreves que con vos mi sobresalto aqui á venir? Crist. Como hallo aqui mi ofensa, yo aqui puede hablar, mucho una ausencia os circunda de cuidados, he de vengar mis agravios: que no 03 dexais ver. Seb. Qué ausencia que me aborreces, tu dices, puede haber que impida amaros que mi amor te injuria! Seb Y tanto, mi se? Mine. Qual! la de Cristerna. que solo el verte me asusta, Al paño Cristerna. de modo, que huyendo airado de ti, por mas que me prive Crist. A muy buen tiempo he llegado. Tor. Por no ver sus enquillotros, ap. de las dulzuras que amo, irme quieru dentru; á espacio, por no ver lo que aborrezco no golpées, curazon, dexaré lo que idolatro. Quiere irse, que me matas á porrazos. Vase. Crist. Esto escucha mi furor Seb. No crea vuestra bedeza de un traydor amante! Pol. Malo! sea mi amor tan bastardo, si no nos convierte en lohos que se emplee en un aborto será como por milagro. Ines. Chispas por los ojos echa de grutas y de peñascos, donde faltan los hechizos, de corage. Menc. Si es infausto vaticinio á sus influxos aunque sobran los encantos. Crist. E me honra, mucho le debo. su ya expreso desengaño, á qué esperas, di? Crist. A que tiemble Seb. Y aunque parezca, que tantos

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos, el orbe de mis estragos. tan buena, que puede ser. y a que un traydor no consiga que esten rezando el rosario. sus intentos. Fac. Ha, zelos! no eran bastantes Tomzle del brazo, y le va llevando sospechas, sin desengaños ? básia la barrera. pero de qué me suspendo? Seb. Soy de marmol, valor se hallará en mi brazo ay infeliz! Pol. Qué le lleva! para todo: vén, Mencia, Ines. Calla, que no le hace daño. qué te suspendes? vamos Seb. Cielos, qué es esto? Menc. Tirana. si á vencer temeridades Crist. Cierra el fementido labio, bastan hoy los agasajos. traydora; nada me digas Menc. Dementes, resoluciones sino intentas, que á los rayos, piden castigos mas raros. que fulminan mis enojos, Pol. Juro á brios, que de un cachete se abrase el objeto ingrato, la he de deshacer los cascos. que causa mi afan: y advierte, Fac. Cristerna, cómo:: mas, cielos.: que con lo que estoy amando qué miro? yo, no me dés zelos, porque Llegan à la barrera, y de ella, y de los soy horror, crueldad y pasmo, bufetes y espejos se forma una leonera. de rencor y de venganza; con una reja grande en medio, paseany aunque veais, que con un falso dose de la parte de adentro un leon. Menc. Subito pasmo me quedo, por mas que piense me comprime! Pol. Ay, amo mio, vuestra industria asegurarnos, en vuestro mismo escarmiento qué te han vuelto en leon de alano Ines. Yo tiemblo: ay, Dios! esta es hallareis el desengaño. Entrase en la harrera con él, y cierra. terciana, que me ha pegado Menc. Qué impiedad! qué tiravia! el leon. Ines. Fuego de Dios, y qué rasgos Pol. Danzarin parezco; Tiembla tiene la buena señora! mas de mala gana baylo. Pol. La llaneza es la que alabo. Fac. Preocupado del susto, Menc. Vociferad su insolencia, inmovil se queda el brazo! Ines. No tiembles, que aqui estoy you estrepitos voluntarios congreguen tumultos. Ines y Pol. Ola, Pol. No sabes tu mis livianos. no hay en esta casa un diablo Llega bácia la reja, y saca la mano el leon, y bace que le pilla. que nos escuche? Señor? señor? sois vos? ay, Sale Don Facundo. Fac. Qué es esto? Virgen santa del Sagrario, qué me mata! qué me hière! ruido tan extraordinario aqui!, quien pudo dar causa Ines. Hombre, mira que es tu amo, á estas voces? Menc. Ay, hermano! aunque muchos amos tienen Fac. Habla. Menc. Tremúla el acento. unas burlas de los diablos. Fac. Vaya, referidlo entrambos. Pol. Suelta, leon de los infiernos, Pol. Señor, yo, si, quando, como::suelta con treinta mil diablos! Ines. Esto es, señor, que á buscaros ay de mi! que con la reja vino aqui Don Sebastian; el cuerpo me ha dislocado. Desasese, y corre; vuelvese à quedar llegó Cristerna al estrado, donde hablaba con tu hermanas como estaba de barrera y escritorio. con que echando espumarajos, Fac. Pues no me las tengo todas con él en esa barrera conmigo, y con el espanto se ha metido mano a mano, ni aun puedo ver el prodigio; pero ya todo ha cesadoy no sabemos á qué; Menc. Asembro, á asombro sucede! aunque ella es en todo caso

Ines.

y asombro de Salamanca. Ines. Ella, solo con pensarlo, quanto le fuereis dictando. Cae el telon de selva. Pol. Señor, aunque ha sido siempre vuelve lo de abaxo arriba. mi letra de mayorazgo, Pol. Esto pasa? no mas chascos, que ni aun el mismo la entiende daré à Don Iñigo cuenta que la escribe; por vengarme de lo visto, por si acaso de sus infamias, pretende logro el mirarla con mitra, servirte mi voluntad. que la merece de pasmo! Juan. Pues asi Dios me remedie, Menc. Exterrita y tremebunda que estoy rabiando por verla estoy de lo que he mirado. Vase. con mitra y con perendengues. Fac. Ay, Ines! Ines. Qué te sucede? Iñig. Ahora bien, Juan, arrimad Fac. No sé. Ines. Pues vé à preguntarlo. al frontis de ese bufete Fac. A quien, si el mal solo es mio? una silla, y vamos viendo Ines. Al vecino mas abaxo. quanto hasta el caso presente Fac. Ay, que yo mi muerte adoro! hay escrito. Juan. Para qué? Ines. Eso hace quien come barro, si de todo constar debe y hay mugeres, que lo saben, un embrollo de embelecos, y aun lo toman por tabaco. y diabluras tan solemnes, Fac. Ves esos asombros, esos que mas que gustan enfadan. prodigios, magias y encantos? Iñig. Y añadid, si os pareciere, pues yo a quien los ocasiona lo que Polilla me ha dicho. quiero, adoro é idolatro: Juan. Qué es? Pol. Que estando afablemente aunque en las ansias que siento, mi amo con Doña Mencia, vengo á ser tan desgraciado, entro como un Holosernes que padezco en lo que miro, la bruxa, pateó, gritó, y no logro lo que amo. Vase. dió al ayre muchos cachetes; Ines. Qué? pues tambien Don Facundo y pillando mano á mano tiene el corazon llagado á mi amo, le llevó adrede por una bruxa? Señores, á una barrera; cerróse la verdad, que nos cansamos? con ét, llegó à este accidente Los hombres son muy malditos, Don Facundo, y al mirar y un palmito acicalado, que hacian, vimos patente de manera á los bribones una leonera, y en ella los vuelca, que al mismo diablo, un leon, que con sus juguetes como el hocico sea chusco, me sacudió la polilla saben hacer arrumacos. machacandome las liendres, Dios, por su misericordia, y esto delante de todos. me libre à mi de los zaynos. Juan. Habrá maga mas solemne t evantase el telon; se ve una mampara, que Ahora bien, no nos andemos ntre el hueso de ella, y de una silla pueda con mas dimes y diretes: aber una mesa, á un lado un taburete, que yo he visto ya en Melgarejo sirven á su tiempo: y salen Don Iñigo, todo el suceso, y en especie, Juan Chamorro y Polilla. y asi alli, como en la Curia ig. Ya que (para nuestro intento) Filipica, hallo que puede aca Juan Chamorro os tiene, esta causa sentenciarse, ahora prosiguiendo iremos pues allá huyó como duende en ver aquellos papeles, en rebeldia. Sale por la mampara Cristerne. en que insertos van los autos, Inig. Muy bien que contra la maga aleve decis. Crist. Y porque yo alegue van formados; y pues vino algo en mi descargo, bueno Polilla, como obediente será que me halle presente. criado, á dar cuenta de Juan. Pobre de mi, qué está aqui! lo que á su amo le sucede, donde huiré? podrá ayudarnos tambien, Crist. Ustedes se sienten, extendiendo claramente señores, que yo no vengo

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos,

a estorbar, sino a ponerme en su dominio. Pol. Maldita sea el alma que te ereyere. Twig. Se ha visto tal desverguenza? Crist. Vuestros temores se templen. Inig. Mas yo temo? Juan, Yo flaqueo? para quando son los dientes, si ahora dientes no la muestro? Iñig. Sentaos: vos alli en frente, Juan Chamorro, y vos sentaos en aqueste taburete, para que escribais aquello que el Secretario os dixere En la silla del frentis se sienta Juan Chamorro, y en la del lado Polilla. Crist. Vos no os sentais? Inig. No, que yo pasearme aqui gusto. Crist. Y ese es miedo? Inig. Por desmentiros no mas hareis que me siente. Sientase. Grist. Pues este sobra; yo aqui, que ya que escuche mi muerte, oigala con conveniencia. Rientase. Iñig. Extraño que se respete a la Justicia tan poco, que vuesarced atropelle osada su ministerio. fuan. Claro es que es muy insolente, y muy bellaco su estilo. Crist. Mirad con piedad clemente mi causa. Pol. No es nada con lo que la bruxa se viene! Crist. Seo Bachiller ucé escriba; pero no me bufonee, sino intenta el majadero algun susto que le pese. Juan. Senor, acabese aquesto; . en una horca puesta quede, y no lo andemos pensando. Inig. Lo miro muy contingente. Erist. Mucho rigor es. Pol. No obstante, para que á otras escarmiente, quedense solo en dos cientos. azotes, si es que os parece. Juan. Azotes? no, señor mio, que soil tortas y molletes. para estas, penca y borrico: reyna mia, horca me fecit. Crist. Ved que es cruel rigor, sefor Don lhigo, y si no os mueve mi llanto, el que soy muger vuestra justa saña temple; sola, y nunca en tal me he visto. Pol. Nifia falto para hacerse la Niña de Gomez Arias. Ing. No tu llanso me conducte,

que lagrimas de muger
no deben mirar los Jueces.

Pol. Azotes, penca y borrico,
y cesese en esta especie.

Juan. Cordel, colgajo, escalera,
saco, verdugo y birrete;
y no se mence, porque
quanto mas se anda peor huele.

Crist. No hay remedio?

Los 3. No hay remedio?

Crist. Pues en fe de que merece
quien à otro un dano desea,
que à el el mismo mal le llegue,
lo que deseais os venga.

Los 3. De que suerte? Crist. De esta suerte

Los 3. De que suerte? Crist. De esta suerte pe la silla en donde está Juan Chamorro su elevará una horca grande, en que quedará pendiente, y de la de Polilla un burro disforme, que le acompañe una figura con penca,

como en accion de azotado.

Ved, señor Corregidor,
castigo que os escarmiente:
ocultandome he de ver
como el terror los suspende.
Iñig. De asustado todo el euerpo
me tiembla y se me estremece.
Juan. No hay quien me ampare, señores?

que este cordel se me mete por la nuez. Pol. Verdugo infame, no dés golpes tan crueles.

Los 2. Senores, piedad.

Salen Don Facundo, Dona Mencia, Dona Paul. Ines, Manuela y Toribio.

Juan. Si son christianos ustedes,
por su mayor devocion
quitenme, aunque me despiernen.
Menc. Qué patibulo tan baxo
es éste, cielos clementes?
Juan. Baxo? pongase usted aqui,
y diga qué le parece?
Paul. Qué puede haber sido esto?
Fac. Qué estrella tan inclemente
domina aqui, santos cielos!

Crist. Pues dudan todos, y temen, baste para chaseo, y todo desaparezca.

Desaparecen la horca y borrico.

Iñig. Crueles

hados! qué miran mis ojos!

donde huyó esta ingrata aleve?

Paul. Señor, qué ha sido? hablad.

Fac. Don língo, qué os sucede?

Inig. Qué sé yo, porque es can raro
el caso, y de tal especie.

qu

Vase.

Vast.

que no es mucho que turbado
con las razones no acierte.
Vamos, Juan Chamorro. Juan. Vamos.
Yo, cielos, por perendengue
de la horca? pobre gaznate!
pero, ah picara insolente!
no me mate Dios sin que
yo te mate à ti las liendres.

Pol. No mas cuentos con la bruxa,
mas que el demonio la lleve.

Fac. Segun asombros tan grandes,
yo no sé que me sospeche
de este caso.

Vase.

Paul. Quien, Ines,
nos pudo poner en este
cuidado? Ines. El diablo lo sabe.

Man. Pues aunque en burlas se quede, y no haya pasado á mas, fuerte chasco ha sido este.

paul. Cielos, yo estoy sin sentido!
qué fatales accidentes
pueden ser los que en mi casa
tan impensados suceden?
absorto mi abuelo y torpe;
Polilla, como infidente,
corregido; Juan Chamoiro
de un vil suplicio pendiente,
efectos son de las artes
de esa magá: ó mal hubiese
quien de el furor impelida,
ó del error que la mueve;
la conduxo.á ser asombro,
fiereza, ira, estrago y muerte!

Crist. Buenos van l' quantos delirios produce en quien ama el fuerte impulso de un ciego Dios, que mas duro pecho vence! A Don Sebastian dexé en su quarto, quiero verle, y en ilusorias ficciones y verdades aparentes le disuadiré su amor, que pues mis zelos ofrecen aquel rustico disfraces. que le asusten y le inquieten; veamos si logran los zelos lo que el agrado no puede; . y pues à mi las distancias estorbos fueron muy leves:-Don Sebastian.

Correse el quario de estudiante, y sale D. Sebastian.

Seb. Qué me mandas?

que aunque tan odiosa eres

para mi, que el alma toda

te abomina y te aborrece.

no quiero que lo quejoso
hoy se oponga á lo obediente.

Crist. Ha, traydor, bien satisfaces
mis sentimientos crueles
al ver con que vituperio
lo que idolatras te ofende;
pues siendo indigno de amor
empleo tan indecente,
con estimacion tan ruda
te desprecia á ti dos veces.

seb. Si es aviso tuyo, es falso,
pues toda falsedad eres.

como tu los aconsejes,
no pueden decir verdad.

Crist. No obstante, alli verlo puedes; y pues no ignoras quan facil me es hacertelo presente, miralo tu, y despues di si es ilusion lo que adviertes.

Vuelvese á ver el salon; y en un canapé se ven sentados Doña Mencia, y Toribio de golilla.

Tor. Ya, madama (lo que es ser galan, ayroso y valiente un mozo, que ya rendida mi bizarria la tiene), que vuestro divino cielo me permite que me acerque en donde rutilan juntos tantos soles, dame el breve signo culto de la mano para que cortés le aprecie.

Mene. Para tan magno favor

menc. Para tan magno favor
temprano es. Tor. Fuera esquiveces,
que si es magno, con un dedo,
que me ders adredemente,
me contento, y será parvo
el favor que os mereciere.

Menc. Mecanico el eco vuestro me exhorta á tan rara especie, que no me es facil cumpliros tan extraña y excedente peticion; pues el decoro, que en lo femenil procede, declina á indecente abuso quando cumpla facilmente inopinados deseos de los amantes dementes.

Y así en mi hallareis efugios, que tanta admisión os veden: no basta oir que os estimo.?

Tor. Yo os quiero medianamente.

Menc. Misero sois, y no mas?

Tor. Yo os quiero medianamente.

Menc. Misero sois, y no mas?

seb. Cielos, si ser verdad puede
lo que miro? aquél no es

61

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos,

el traydor objeto aleve, que vi en casa de mi dama? como este agravio consiente mi valor? Tor. Misero yo, señora? en vano lo teme vuestra pomposidad; porque esas flechas reverentes, que diez hermosos puñales de puro cristal parecen, me tienen el corazon tan aquél, tan de esta suerte, y tan que me sé yo como, que instandome à que no espere, me estimulan à que tome yo lo que darme no quieren, pues qualquier butto se arroja si hay cebada en el pesebre: y asi::- Va à cogerla la mano.

Seb. Detente, villano. Crist. Donde vas? Seb. A darle muerte.

Crist. Mira. Seb. Ya no miro nada. Crist. Que. Seb. Sin razon me detienes. Crist. Pues lo que propio es del viento,

el viento esta vez se lleve.

El canapé se transforma en un frontis del estrado. Seb. Morid, tiranos; mas, cielos, que es esto que me sucede? donde estan? tu eres infame quien toda la culpa tiene; á donde han de ir á parar 💎 tantos horrores crueles, tantos sustos, tantas penas? dime, muger, qué pretendes? qué quieres de mi, ni qué de mi tolerancia quieres? á qué tu colera aspira? posible es que no te mueve ver que te aborrezco, y que

para que yo te lo diga? qué es tu intento? Cae el telon corto de salon.

Crist. Si otras veces lo oiste, por qué otra vez querer saberlo pretendes?

no me escusa aborrecerte

Seb. Si es que te quiera, es en vano; pues si de solo quererte dependiesen mis fortunas, fuera infeliz para siempre, antes que ni el mas pequeño cariño me merecieses: con que en este asunto no me trates mas. Crist. Quien te oyese tan audaz, tan atrevido, con una muger (aleve) dien creera de tu despecho

razones tan descorteses: mira que afable te pido que me oigas; pero no intentes que mis furias, antes que mi reflexion, me aconsejen: no has de ser de ageno dueño, en tanto que yo viviere; y si intentares grosero mayor accion : yo :: - Seb. Detente, traydora, falsa, engañosa, que ya mas sufrir no puede mi tolerancia, y si no fuera valor indecente en mi sangre, mi nobleza, y mi valor darte muerte, lo executara, que no fuera extraño que lo hiciese, segun me cuestas de sustos, de pesares y desdenes; pero valgate el indulto de muger el que me temple; mas pues no tengo otro modo de vengar tus altiveces vanas, infieles y fieras, que el que un Juez to las modere, aunque parezca delito en mi ser yo el que te entregue: Don Iñigo, Don Facundo, venid pues. Crist. La voz suspende.

Salen Don Inigo, Don Facundo, Juan Chamorro, Polilla, y Alguaciles. Seb. Aqui etsá Cristerna. Tod. Quien

da voces? Crist. Pues se suspenden, aunque en su casa se miren, para burlarlos se aliente mi sagacidad, mudando en bosque inculto este albergue, donde : : mas ya se vera. Si son tan sieros ustedes, y prenderme solicitan, alcanceme el que pudiere.

Inig. Seguidla, que hasta que logre ó su prision, ó su muerte, no he de parar. Juan. Id tras ella vosotros, pues sois lebreles, y yo quien ha de azoraros; pues sois galgos, á la liebre, animo, y vamos á caza.

Alg. Cercad, porque no se ausente, Vanse todos.

Fac. Ay, Cristerna, en vano mi amante pasion pretende, aunque con magias asombras, y con hechizos suspendes, dexar de amarte, pues quando

SE

Vase.

de ti ofendidos se advierten
todos, yo á tus pies rendido
adoro tus esquiveces.

Dent. Juan. Seguidla, amigos, seguidla.

Dent. otros. No la dexeis escapar.

Sale Crist. Todos me siguen, y todos
á este sitio han de llegar,
mas no han de pasar de aqui,
pues lo sobrenatural
de mi ciencia, de peñascos
poblando esta cavidad,
y arboles incultos, basta

Bosque y peñas todo el teatro, formandose una fragosa montaña, y salen soldados de Indios con alabardas.

para sorprender su afan, aunque repita alterado su furor::- Dent. Por allí va.

Otros. Seguidla. Crist. Bien mi intencion logro. Vosotros, que estais à mis ordenes, à quien llegue este sitio à pisar, examinad, antes que llegue à verme. Sold. Bien està.

Crist. Yo me retiro, pues dicen los en su ceguedad. Vase.

Dent. Juan. Todo se registre, y nada

Salen Don Iñigo, Juan Chamerro y Polilla.
se nos quede por mirar.

Iñig. Por aqui: pero qué veo !
ciego mi discurso está!

Juan. Qué selva es esta, que nunca he visto yo en la Ciudad? y mas no habiendo diez pasos

solos de la sala acá?

Iñig. La maga anda por aquis

Pol. De solo oirla nombrar

me entra ya una alferecia;

como de gota coral,

y se me anda la cabeza.

Juan. Creciendo mis miedos vans: Señor Don Iñigo, es esto ilusion ó realidad?

Iñig. Qué me preguntais; si yo cada instante dudo mas?

Pol. Mejor es que lo dexemos sin tratarlo de apurar.

sin tratarlo de apurar, que quanto mas se menee, peer ha de oler, Juan. Es verdad; no mas embrollos: Polilla, vamonos pian, pian, no otra vez nos hagan ayre,

penca, verdugo, y dogal.

Thig. Qué decis? Vuestro valor,

Juan Chamorro, donde está?
alli hay soldados, venid

á informarnos. Sold. 1. Quien va allá? Sold. 2. Diga el nombre presto, presto. Juan. Juan Chamorro, y Garzeran, Robles, Menchaca y Machuca.

Sold. Y él? Pol. Domingo Pedro Blas
Polilla, que en las entrañas
se os pegue, plegue á San Juan.
Juan. Sin duda esto es la Noruega.
Sold. 1. Juzgo que medroso está.
Pol. Lo que basta, señor mio::Sold. Para qué? Pol. Para oler mal.

Iñig. Decidnos, qué sitio es este, que aqui ha llegado á extrañar mi admiracion? Sold. 1. Este sitio, que de Salamanca está

fuan. No es nada la cantidad!
Christo de los Afligidos,
donde vine yo a parar!

Sold. 1. Frondoso bosque es de Astolfa;
Princesa del Paraguay,
á donde suele venir
muchas veces á cazar,
aunque ahora descansa alegre
en su Palacio Real.

Juan. Del Piriguay? Si en el mapa esta Provincia estará?

In g. Palacio aqui? Sold. 1. Si quereis sus grandezas registrar, seguid esa senda. Poi. Vamos, veamoslo. Sold. 2. Pero mirad que á quanto vereis calleis.

Fuan. No hablaré mas que un costal. Pol. Ni yo, aunque tengo una lengua,

que rebienta por parlar.

Entran por el bastidor, y vuelven à salir corriendose una mutacion, en cuyos bastidores, sobre leones y grifos, se han de ver à caballo Negros con plumas de distintos colores: en las bambalinas paxaros, y mascarones chinescos: el foro serà una graderia con pedestules, donde se verán colocados, como estatuas, quatro Negras, y quatro Negros, sosteniendo arcos de flores y fiutas, y en el primer termino de la escalera otra figura esenta: en el remate un trono magnifico erigido sobre bichas chinescas, y

en él Cristerna de gala.

Pol. Digo, no veis, qué hermosura!

Iñig. Qué salon tan celestial!

Juan. Alli diviso en un trono

una muger, mas es tall

la luz, que no la percibo.

Ling. La gran Princesa será.

Brist.

A falta de Hechiceros to quieren ser los Gallegos, Grist. Pues aun no me han conocido, dando á tanta variedad' de estatuas voz, en mi aplauso su rendimiento dirá. Mus. La hermosa serrana divina beldad, que sabe vencer con solo intentar, viva, triunfe y reyne, pues ve con solaz que sus enemigos, el triunfo la dan. Pol. Donde se canta tan bien, no puede hallarse desman. Fuan. Cómo no? no veis la maga condenada? Pol. Donde está? Juan. Alli en aquella hermosura, que ella merece tan mal: ha, bruxa, ya te conozco! Pol. Cal a, no la digas tal; no nos convierta en borricos, y nos haga rebuznar. Inig. Infie, teme de mi injusta saña, que me he de vengar. Crist. Ha, señor Corregidor, Juan Chamorro, cómo os va? bien mi desvelo en querer festejaros me pagais. Los 3. Que desvelo? Crist. En humillarse de modo mi vanidad, que os paga con un obsequio un agravio injusto. Juan. Qual? Crist. El de venirme à prender; pero mi docilidad no dexe de divertiros por esto. Animense ya, zantas estatuas, y unidas con armonioso compas, ofreciendoos los productos de mi habitacion real, veais que mi corazon no se pretende alterar de quien à mi muerte aspira. Juan. No veis? pues de veras va. Pol. Plegue à Dios, que de este encanto salgamos en haz y en paz-Hacese una contradanza, ofreciendolos en ella fractors y flores. Crist. Ha, senor Corregidor, caballeros, quereis mas? Juan. Ha, hechizera! Pol. Ha, bruxa infame! Sold. Si se mueven morirán.

Iñig. Aguarda, aleve. Juan. Traydora,

Dent. Fac. Seguidme todos, seguidme,

espera. Ment. Seb. Aqui el ruido esta.

no suceda otro desman. Salen todos. Seb. Qué extraño prodigio es este! Fac. Que es lo que llego à mirar! en donde estamos? Juan. En el Palacio del Piriguay. Iñig. Huyamos todos, huyamos. Crist. Tened, señores, no huyais, que no merece un rigor el quereros festejar. Fac. Quantos mas hechizos forja, la adoro yo mucho mas. ap. Inig. Tras cada prodigio, fiera, es mas grave tu maldad; mas guardate de caer, porque me la has de pagar. Crist. Si lo puedes conseguir, haras bien. Juan. Ya lo veras, por mas que para enganarnos te cante con suavidad con que tu aplauso celebra esta capilla infernal. Mus. La hermosa sarrana, &c.

#### JORNADA TERCERA.

En el salon corto salen Don Facundo, Don Sebastian, Juan Chamorro y Polilia. seb. Dadme ofra vez, y otras mil, Don Facundo, vuestras plantas, por el favor que me haceis. Fac. Mis caricias os aguardan, Don Sebastian, en mis brazos, pues siendo estirpe tan alta la vuestra, como acreditan los timbres de la montaña, yo me tengo por dichoso en uniros à mi hermana. Juan. De la montaña? poquito es! un quarto de casaca, que alla se pruebe, es bastante para casar con infanta: pero (la verdad) con qué tenemos boda galana? seb. Si, amigo Juan. Pol. Vive Christo, que a ser yo, antes me casara con un doctor con su pera, ó una mula con gualdrapa,

el demonio para puto. Fac. Veamos, pues, si asi se calman tantos escandalos, tales asombros, como una maga en mi casa ha introducido; pues no dudo al ver la causa

que con una cuita. Juan. Amigos,

sca en hora buena, y que vaya

de su zeloso despecho. á otros biazos entregada, que tranquilice sus iras lo imposible de lograria. Seb. Por esto, la brevedad conviene. Fac. Hoy verán mis ansias unidas en dulce lazo vuestras dos amantes almas. Juan. Pero qué, Don Sebastian, fuera tal, que hiciese cara á una bruxa? vamos claros. que quien tal cosa se traga se mamará una ballena. Seo Don Facundo, la caxa. Seb. Quando yo la ví, ni supe quien era, ni el festejarla fue mas, que pasar el tiempo; y atenciones cortesanas, no las vicia quien las dice, sino aquel que las abraza. Esto asegura mi siempre generosa acreditada nobleza, porque á la duda desautorice una hidalga verdad, que en mi corazon firme y constante se graba. Fac. No presumais, que en mi quede sospechosa circunstancia, quanto á lo que asegurais. Pol. Los picaros de mi laya, aunque se casen, si ven alguna liebre la cazan, pero los santos maridos con una y no mas se agarran. Juan. No obstante ya está ella presa, eon la bellisima maula del gallego, que se hizo tan bellamente á sus mañas, que es mas bruxo que ella. Quien de un gallego tal pensára! Pol. Un gallego se hará diablo, por menos de un real de plata. Fac. Presa está: mas la prudencia de Don Inigo la trata con dulzura, porque habiendo (para tomar de él venganza) perturbado el juicio de mi señora Doña Paula, por si puede reducirla à que su mal dexe en calma en un quarto, con Toribio,

la zela, mas no la agravia. hasta ver si logra el fin. Pol. Don Inigo está en campaña. Tuan. Chiton: que en cas de ahorcado nombrar soga es cosa mala. Salen Don Inigo y Mencia. Iñig. Dexadme llorar, señora. Seb. Señor Don Iñigo, basta, que en un generoso pecho nunca lagar las desgracias tienen, pues sabe vencerlas quien se anima á tolerarlas. Fac. Y mas quando está segura quien de tus penas es causa. Menc. La suavidad de tu trato podrán emendar las ansias de una demencia traydora. Fac. Mejor es ver si se alcanza por bien la restauracion de su salud. Juan. Qué haya barbas que tal digan? pues hay mas que ir y traerla, y luego ahorcarla? Pues al gallego, yo sé que si pillo su garganta le he de apretar otra soga, semejante á la de Marras, quando ella á mi me hizo echar bendiciones con las patas. Pol. No lo acordeis, que va dando calambra ya á mis espaldas. Sale Ines. Ines. Señores, favor! Menc. Qué es esto? Fac. Qué traes, Ines! Ines. Que me agarra: (Christo del Pardo bendito) que no puedo echar el habla. Seb. Quien viene? Ines. Polilla, huye. Huye Polilla, y tropicza á Chamorro. Pol. De quien, di? Ines. De Doña Faula, que hecha una tigre furiosa le ha amagado la terciana de la locura, y nos quiere á todos hacer piltrafas. Pero, ay Dios, que viene aqui! Sale Manuela huyendo de Doña Paula. Man. Señores, de aquellas garras no hay quien me libre? Paul Ha, traydora, tu burlas mis esperanzas? muere. Paul. Qué hácia mi se acercal no hay quien me defienda? Agarra á Polilla.

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos,

Pau'. Rara
ocasion de mi martirio,
llegó tu fin. Pol. Virgen santa!
qué me ahoga! Menc. Paula mia,
sosiegate. Fac. No os infama,
quien aspira á vuestro alivio.
Pol. Maldita sean tus entrañas,

que te dió el cielo unas uñas, que son puñales de marca.

Iñig. Hija, reportate, mira, que duplicados me matan tu mal y mis sentimientos.

Paul. Qué furor siento en el alma tan activo, que parece que el corazon se me arranca? ay de mi! Ines. Temiendo estoy si aqui los ojos desgaja!

Paul. No sé qué tormento es ese: ciclos, qué me abraso!

Juan. Agua!
que el fuego, señora mia,
solo con eso se mata.

Paul. O, señor, qué bien parece Encarsce á él.

un teologo en una sala!

Juan. Tengate Bios, trino y uno,
de su mano soberana!

Paul. Quien es usted? Juan. Juan Chamorro.

Paul. Es verdad; no me acordaba!
pues ya, señor Juan Chamorro,
que se nos viene rodada
la ocasion:

Juan. Virgen del Carmen!

Paul. Presteme un poco de cara,

porque pienso haceria aficos,

aunque lo siento en el alma.

Agarralo.

Juan. Tente, mal hayan tus manos; sue ta; mira que me arañas.

Ines. Señora, dexele usted,
que es un pobrecite. Paul. Vaya,
lnes, porque tu lo pides
le dexo ya. Juan. Pues es brava
fresca, despues de quitarme
los pelos de las pestañas!
Iñig. Ines, pues tu la sosiegas,

de templar sus furias trata.

Ines. Qué es lo que sientes, señora?

cuentamelo á mi, y descansa.

Paul. Ay, Ines! no sé, no sé,

qué furor, qué ira, qué rabia se ha introducido en mi pecho, que en interior lid batallan, fuego y nieve, enojo y susto, mal y bien, ceño y templanza! Mira, como de la esfera en las azules campañas, encapotadas las nubes, con relampagos que exhalan, truenos producen que asombran. y vibran rayos que matan. Huye de aquel leon rugienente, que con rosca enmarañada melena, encendidos ojos, y amenazadoras garras, para quitarme la vida, cruel y tirano me asalta; detente, horrible dragon, dexame, que ya se acaba mi escaso aliento: ay de mi! A todos estos extremos se asustan lo

Juan. Si ella en sus extravagancias, como un leon, mirára un lobo, bien puede ser que acertára.

Paul. Ay, Ines, qué yo me abraso! alivia tu mis desgracias, dame un consuelo tan breve.

Ines. Pues mira, tus penas calma.

Paul. Para templar mis ardores,
inmensos golfos no bastan:
huiré de aqui, donde nunca
se sepa de mi, pues falta
la luz del sol á mis ojos;
y entre ilusiones extrañas,
todo me horroriza, y todo
me asombra, y todo me espanta. Vase

Iñig. Seguidla todos; señora, duelaos mi suma desgracia para procurar mi alivio.

Menc. Me tiene tan preocupada su demencia, que no puedo de absorta mover las plantas; pero solicitaré serviros. Seb. A que se añadan nuevas diligencias, porque venza pasion tan tirana.

Fac. Yo lo procuraré, que ya mi pasion amortiguada, quanto á Cristerna, no sé que me inclina Doña Paula,

QUE

que deseo su salud. Vanse les dos. Pol. No es nada tras lo que andan, sino tras que cobre el juicio una muger: qué panarras! Vase.

Man. Vamos, Ines. Vase.

Inig. Tiene Ines
que hacer, y queda ocupada
con nosotros. Ines. Ya, señor,

sabes que mi humildad trata servirte. Juan. Señor, qué intentas?

Inig. El cariño une las almas
con tal familiaridad,
que las estrecha y enlaza
casi en unas; digolo,
porque supuesto que estabas
con Cristerna, podrá ser
que tus suplicas de Paula
alcancen la salud: vé
al retrete en que se halla,

que es este, y ruegaselo, que aqui á la puerta te aguarda mi amor.

Entran por una puerta, y salen por otra. Juan. Escuchando estamos

que responde. Ines. Andallo pavas:
alli sale mi Toribio,
valgame Dios, y qué cara!
cientamente que parece

sayon de semana santa, veré que tratan, y luego

Ilegaré.

Salen Cristerna, y Toribio de gallego.

Tor. En fin qué à pagarlas todas juntas me ha traidu mi sinu, ó mi callabasa!

Crist. Toribio, es posible que caso de estas cosas hagas?

tén valor, no ves en mi con fortaleza bizarra
resistencia varonil?

pues, necio qué te acobarda?

Tor. Su mercé, como hechicera,
claru es que no teme nada.

Crist. Facil me es á mi tu alivio.

Tor. Pues á qué diablos aguardas?

Crist No temas. Ines. Cristerna, amiga.

Crist. Ines mia?

Iñig. Pues que la habla, Al paño. orgamos que la responde.

Juan. Lleven los diablos mi alma,

si esperanza tengo de

que haga cosa de importancia. Ines. Toribio, qué tienes? sientes mucho estar en esta estancia?

Tor. Si yo tuviera una cousa aqui, que es cousa muy alta, no fuera tanto el martillo mio. Ines. Te acuerdas, panarra, de mi? Tor. De ti? non por cierto, que non vales ya una blanca.

Ines. Esto escucho! Quien tuviera de Cristerna las marañas, para lograr sus intentos, quando ingratos los contrastan.

Crist. Facil á mi ciencia fuera enseñarte, Ines, á causa de que te tengo amor. Juan. Toma, con lo que se desataca!

bravo empeño hemos traido!

Iñig. Calla, hasta ver en qué pára.

Ines. Pues, Cristerna de mi vida,
si has de enseñarme, qué aguardas?
yo quiero ser hechicera,
que aunque paguen mis espaidas
este deseo algun dia,
dirán gentes holgazanas

que me azotaron, mas no dirán que soy corcovada.

Juan. Qué honrada es! Ines. Pero quisiera

que me hicieses una gracia.

Crist. Qué es?

Ines. Que á Doña Paula vuelvas
la salud, por quanto::- Crist. Bastar
ella mejorará, pero
tomaré justa venganza
en Don Iñigo, y en ese
rustico, que disfaman
mi proceder.

Salen Juan y Don Inigo.

Juan Cómo es eso?

qué aun presa nos echas plantas!
Crist. Siempre las desatenciones
á los castigos se igualan::-

Iñig. Vive Dios, que has de morir tu, y los dos que te acompañan, quemados vivos. Inos. Señor, quemarme á mi? por qué causa?

Juan. No basta querer hacer milagros de mogiganga? Jass. En verano no era buen

Ines. En verano no era bueno; pero en invierno no enfada

1) 2

11 janta ue riecoiceros lo quieren ser los Gallegos, la lumbre. Juan. Pues qué esperamos? ha e la gente de casa á q emar tres hechiceros? Crist. Mirad:- Juan. Ahorremos palabras: qué madero, y chicharones::-Crist. Si yo aqui no me dexara ap. traer, por burlarlos mas, de qué sirvieran mis mañas? Ing No hay remedio. Crist. No hay remedio? Jush Es andarse por las ramas. Crist. Pues antes que á verme llegue en una publica plaza de tantos ojos estrago, de tantas iras venganza, major será que acá dentro. vuestra justicia se haga, que yo moriré contenta, con que el secreto me valga de esta estancia y de este sitio. Juan Sin duda está endemoniada! pues, diablazo, aqui la hoguera puede estar, sin que la casa se abrase, y con ella todos? Crist. Lo dudais? ved qué gallarda está á vuestra vista. Correse el telon, y se ve una boguera ton grande, que puedan ocultarse entre las llamas tres figuras. Juan. Verla! Inig. Mas qué en ella nos encara! Juan Sagrada Virgen de Nieva, libradme de esto que anda. Crist. No nos llevais ya? A qué espera vuestra colera, á qué aguardas Iñig. Señora, you- Juan. Yo, señora:: Crist. No temais: ya sentenciada me teneis, y pues es muerte civil la que aqui se pasa; vengueos, pues, mi indignacion, que de este modo se acaba vuestra colera: Toribio, Ines, venid á las llamas; (ap. á ellos. no temais, que asi logramos conseguir la deseada libertad. Juan. Miren ustedes paça qué figon los llama! Ines. Pues has de ser mi maestra, vamos, sin mirar en nada; pero venga el Escribano. Tor. Seo Zamarru, por su pata,

venga á quemarse conmigu. Juan. Glorioso San Juan de Mata! Santo Domingo glorioso! San Anton! Ines. En vano clama. Inig. Como me dexen a mi, no es mi fortuna tan mala! Juan. San Pedro ad vincula mio, libradme de sus infamias. Crist. Dexadle, no le traigais, que aunque debiera tirana vengarme de sus ofensas, quiero que advierta tu saña, que ofendida, que quejosa, en mi sé tomar venganza solamente, porque entiendan troncos, brutos, aves, plantas, cielo, estrellas, sol, y luna, quanto es mi furor, mi rabia, que los riesgos no me oprimen, ni los incendios me espantan para entregarme al peligro valiente y desesperada. Estranse en la beguera. Iñig. Barbaro despecho fiero! Juan Resolucion andiablada! Inig. Ola, Don Facundo, amigos liegad. Salen Don Facundo, Don Sabastiane Polilla y Doña Mencia. Tod. Qué accidente causa , tanto incendio? Crist. Qué? vengarme, y vengaros, que mi saña ni aun se perdona á sí misma. Tor. La chemusquina socarra, como pie de puerco rancio,... el pelambre de las barbas. Ines. Veis que me quemo? pues no me quemo, y de verme asada, como polla de figon, estoy como en una caxa. Tor. Quejate, tonta. Ines. No quiero. Tor. You si: Mosqueteros, agua: y si no hay agua, traed vino, que un fuego otro fuego saca. Cae el telon. Juan. Ya se los llevó el demonio. Pol En descanso esten sus almas. Fac. El horror que me ocasiona, su resolucion me pasma! Juan. Schores, ramos de aqui-Sch. Ay, Mencia, quando el alma,

libre de tantos portentos, volará á esfera mas alta! Iñig. Schores, en tantos años de experiencias dilatadas, tantos enredos no he visto.

Juan. Eso es, en Dios y en mi alma, un mare magnum de embrollos. tan grande como esta casa! Menc. Con la prevista tragedia, aunque la lloren mis ansias,

ya estan cercanas mis dichas. Vase. Fac. Ya es dichosa mi esperanza. Vase. Juan. Ya estamos libres de bruxas. Vase. Iñig. Ya mis cuidados se acaban. Vase. Seb. Llegó á su colmo mi amor. Vase. Pol. Ya no hay diablos en la parva;

y pues solo me han dexado, buenas tardes, camaradas.

Salen Paula y Manuela. Man. Como te sientes, di, señora? Paul. Creo,

que no peor, Manuela. Man. Mi deseo tu salud solamente es la que anhela. Paul. De tu amor satisfecha estoy, Manuey pagarte prometo. cariño que proviene de tu afecto.

donde está, di, Mencia?

Man Ha peco que dexó tu compañía por ir á la prision, donde esa maga sus enormes delitos sati faga; y aun tambien me rezelo que los demas señores, con tu abuelo, allá tambien estan; mas ya ella viene.

Sale Mencia. Menc. Albricias, Paula, mi cariño viene á inferir del fanatico accidente, que de ti ha separado lo doliente.

Paul. Mejor estoy, Mencia:

mas dime, aquesa fiera, aquesa impia encantatriz aleve,

á volver no se mueve-

lo que contra razon me ha despojado? Mens. Oid el tragico caso, triste estado á que la ha reducido su despecho, y en fe de mi terneza os refiere con lastima mi pecho.

Hablen aparte, y sale Toribio al paño:

de golilla. Tor. Pues del fuego salí con tal limpieza, que como oro acendrado. venme aqui, ustedes, mas purificado,

mudandome esta gala, pian, dian, me vengo hácia esta sala. por si mi dueño viesen mis amores, y darme asi un hartazgo de favores.

Al paño Ines. Ines. Ya q el gallofo, medio chamuscado, soplandome las uñas me ha dexado, siguiendo vengo su teson sencillo, por si acaso en latin á él le pillo, y como me desprecia, á lo cartuxo,

se ha de acordar de aquesta bruxa el Paul. Qué me cuentas? Menc. Sucesos repetidos

ya evidencias, por lo bien entendidos. Menc. La picara de Ines, con tal deshonra, infame maga fue!

Ines. Cómo me honra!

Paul. Y Toribio, el corito tan bergante, siguió con mas baldon lo nigromante, villano, y ruin y picaro! Ter. Señore:, con qué he de pagar yo tantos favores? Menc. Vén al estrado, aunque pequeña

y sabrás lo demas. Paul. Vamos. Al entrarse Mencia, la detiene Toribio.

Tor. Espera, serafin hermoso, donde un rendimiento fiel, yo:: si la puedo mirar::

que desleido: como:: porque:: Menc. Que pedis, que espiritado apenas hablar podeis?

Tor. No es mucho, purpurea, candida, rubicunda explendidez. de nacarados primores, que me turbase tal vez; 6 disculpeme este exemplo: No has visto-al sol al nacero verbi gracia, cari abierto con cara de Ginoves, los labios así, entregados, y los ojos del reves? Pues asi yo, claro está, no pudiendo, en viendote, dexar de misar tu sol, viendole estaba pardiez. Ines. Pollinisima razon;

de trage mudó el cruel y semblante, oigamos, alma, que vo me vengaré, y bien. Mene. Hombre 6 sombra, que original

A falta de Hechiceros lo quieren ser les Galleges, que siempre he sido yo quien

en mi tan rara altivez, que os atreveis al castillo murado de mi desden, audaz y grosero? Tor. Escucha, oye, y allá va lo que es. Esas niñas de tus ojos, tan ninas, que en el cancel de parpados y pestañas se arrullan, allá tambien, por esta tetilla izquierda me han traspasado esta vez de guiñar y de brincar un portentoso alfiler: Pues tus mexillas, ahí son un grano de anis, y ahí es que no son tambien tus labios medio rompido un clavel? Y si la imaginacion descendiendo va al traves, ve ese eburneo y claro cuello, á que se siguen despues, purpureos, candidos orbes lacteos con canela y miel; mira si hay motivo para que à mil demontres me dé? Ines. Tal escucho, y no le rompo

al caraza de pastel
todo el casco de pe á pa?
Menc. Hombre, cuya estolidez
os ha inebriado del juicio
la region poco cortés,
transitad de un domicilio,
á quien aun el sol no ve,
que iracundiarme no quiero
como este sitio dexeis.
Pero cómo, si sois falso,
me reprimo? ola, no hay quien
á un rustico imponga modos?

Ines. Sí, señora, aqui estí Ines, que á Toribio le pondrá como nuevo. Menc. Qué escuché! ay, qué susto, Ines, Toribio, si de las llamas volveis, yo, quando, qué tremebunda y extercita estoy! iré á hacer gente con mis ecos. Vase. Ines. Vén acá, perro lebrel, conmigo (ha, falso! ha, tirano!)

usas trato tan sonez?

sin duda to has olvidado,

he andado con mis halagos
galanteando tu esquivez?
quien soy yo? di. Tor. Quien en otro
tiempo mi cuidado fue.
Ines Y ahora, infame.
Tor. Ahora que estoy

tan galan; yo no lo sé:
porque el trage señoril
en mi infundió tal desden,
que hace que las cosas de hoy
borrasen ya las de ayer.

Ines. Tal consiento? tal tolero?
y tal::- Pero callaré ap.
hasta que logre la mia,
pues ya que mi seneillez,
mi cordura y mi inocencia
no te pueden convencer,
merezca siquiera yo

de ti una cosa. Tor. Qual es?

Ines. Que pues estás tan bizarro,
y con tanto garbo, que
el Conde Fernan Gonzalez
es contigo un arambel:
me digas, en qué consiste
tal metamorfosis. Tor. Pues
sabe, que esto hace una cinta,
que me ció el docto saber
de Cristerna. Ines. Un lazo? Tor. Sí.

Ines. Toribio, enseñamele,
que con verle me contento,
y no volverá mi fe
á cansarte, aunque mis ojos
tan tiernas muestras te den,
liquidandose en cristales.

Tor. Cielo puro, qué he de hacer? ap.
que Ines llora, y me agua el gusto
con sus lagrimas Ines;
mas yo mirò engemidicos?
Ines. Toribio, he de merecer,

ya que me voy, ver tu lazo.

Tor. Porque se vaya lo haré,
que si asi me ha de dexar,
nada aventuro pardiez:
Esta es la de nacar prenda,
á quien tanto debo, Ines.

Ines. Ese? Tor. SI.
Ines. Raro predigio!
Tor. A longe, mirale bien:
I. es. Quiero apropinquarme un poco.
Tor. Si le ves ya, para qué?

Ines.

Ines. Para agarrartele, perro, Cogesele. que quedandote sin él, ya ese trage no te oculte, para que retratandote de Toribio, á lo gallego, caraza, manos y pies, á insinuaciones ligeras de la vil tropa sohez expuesto te quedarás. Tor. Tente, mal muermo te dé; echa acá, mitumorfosis, maldigate el cielo amen: mira que parlu gallegu, y me han de intentar muler; vuelveme mi soga acá. Ines. Para ahorcarte la daré: no eres tu el que me desprecias, cerito, fiero, novel amante, cuyo testuz de la cruz del fiero es; tu aleve, de otra y no mio? por qué, tirano, por qué andas tras que traiga yo perendengues en la sien? es la otra mejor, di, bruto? Tor. Par deus, que you non lu sé, pero aunque fuese peyor, y mas peyor con estos diez cotos, tu non te recordas, filla, de aquel entremes, en que hay natas á almorzar, hay natas para cumer, hay natas a merendar, é para cenar tambien. Tor. Pues you non quiero natas, que ya estoy hasta lla nuez. Ines. Alma de cantaro, ablanda corazon tan calabrés. Tor. En quantu á que you te quiera, manquanqua por esta vez. Ines. Y mi carino? Tor. Eu es paja. Ines. Y mi amor? Tor. E you qué sé! Ines. Eres traydor. Tor. Tu chiquita. Ines. Es posible? Tor. No á mia fe. Ines. Mira este llanto, que vierto soga á soga. Tor. Para qué?

Si por ahí echas el agua,

Ines. Advierte, que son nacidas

non tendrás que hacer despues.

mis lagrimas de un querer muy alto. Tor. Llura, que asin te ahorras::- ya sabes de que. Ines. Estrella impia! Tor. Hado crudo! Ines. Esto es amar? Tor. Esto es querer? Los 2. Fuego de Dios en el querer bien, amen, amen. Ines. Pero pasos siento, huya de aqui; mas por donde iré? por el ayre? no, que temo la garrucha y el cordel: pues voyme por este lado, entrandome por mi pie. Tor. Ella se fue, y you non puedo. Virgen sagrada, qué haré? ellus me han de desullar como á un San Bartollomé. Ya vienen aqui; me escondu. Escondese, y sale Don Sebastian. Seb. Mi amor me vuelve otra vez; que idolatrando la caxa de la perla, que adoré, no acierto á salir de aqui. Sale Don Facundo. Fac. Don Sebastian, ya que veis que en Doña Paula mejora la suerte el daño cruel, que Cristerna ocasionó, para que unidas esten nuestras dichas, esta noche he dispuesto que logreis la union feliz, que deseo, con mi hermana. Seb. No podre hallar frases, que ponderen el gran favor que me haceis, en el logro que consigo, y asi rendido diré, que en fe de aquesa esperanza vive mi atención cortés. Fac. De Doña Paula censigo ... la mano hermosa yo, en fe de que Don Inigo gusta. Tor. Amor, decid, quedais bien? llevose el diablo mis ansias. Dent. Inig. Todas las puertas coged, y guardadlas, porque no pueda huir nadie. Solen D. Inigo, Juan Chamorro, P. lilla, Doña Mencia, Doña Paula y Manuela. Fac. Tened:

A falta de Hebiceros lo quieren ser los Galleges, qué os impele á que aqui entreis, señor, con tan raro extruendo? Iñig. Saber que dentro se ocultan la criada, y el gallego, que en la hoguera con Cristerna entraron. Juan. Y siendo cierto, quando haya sido fingido, lo he de hacer yo verdadero. Monc. Aqui los dexé. Man. Esta casa sin duda la viven Griegos. Paul. Desde que esta muger vino, no hay instante de sosiego. Seb. Yo en este retrete miro. Fac. Yo miro en este aposento. Seb. Nadie hay en este. Fac. Toribio, en qué andas, loco? qué es esto? Tor. Esto es, signor, que soy yo: Señora, á tu amparo apelo; metime aqui, é non podrán sacarme de aqueste huecu, que lle tendrán por sagradu. Mene. Sin duda que vienes ciego. Pol. No sabremos, en qué estriban tantos pesares, camueso? Tor. Es, señor, que por amor me tentú el demoniu mesmu. Iñig. Pues buscad quien le confiese, que hoy ha de ser escarmiento su muerte. Tor. Yo solo sé confesarme en calderero. Pol. En caldeo dirás, tonto. Tor. Sí, mio señor, en caldero: ay, pobre Turibiu, ya acabarun tus enredus! Inig. Para castigar en este de Cristerna los portentos, retiradle á ese retrete, que quando á nuestro festejo fin hayamos dado, en estas dos uniones de himeneo, irá á morir. For. Ay, gaznate mio! qué al fin mis sucesos han venido á hacer curbetas cun los calcunus! qué es estu? Cristerna, cómo no vienes à sacarme de este aprieto? Dent. Crist. No temas, que yo te asisto. Tor. Fues me lo avisa, nun temo. Alg. 1. Venga el bruxo. Alg. 2. Venga el mago.

Inig. No impidan estos lamentos nuestras dichas; y asi amor, enlazando en nudo estrecho quatro amantes voluntades, à esta union inspire aciertos. Seb. Ya se acercan mis placeres. Menc. Propinquo está mi contento. Fac. Celebrense, nuestras dichas. repitiendo á nuestro afecto en clausulas dulces, graves acordes sonoros ecos. Mus. En hora felice amor ponga en honor de himeneo quatro voluntades prontas al carro de sus trofeos. Mientras cantan se corre el foro, se verà una facbada de fabrica grandiosa, y en un balcon capaz estarán Cristerna, y á los lados Toribio é Ines. Crist. Ya que la encendida tea previenen los novios tiernos, no es razon que á tan plausible funcion no asista yo, á efecto de expresarlos mi fineza. Tor. Ya, señora, por llo menus desde balcon veo la fiesta: Ines, por Dios que nos vemus en otra catreda agora. Ines. No sabes que parecemos en campanario muy alto? Urraca yo, y tu Vencejo. Iñig. Hijos, pues vuestra firmeza es tanta, logre su anhelo el fin de tantas fatigas. Juan. Despachense, ya que agueros no tenemos con la maga. Seb. Quien en se de un rendimiento idolatra, qué dirá, si aspira á bien tan exceso? Menc. Captiva mi voluntad, con yugo tan de mi afecto, timida espera. Seb. Mi mano señora, es esta. Crist. Teneos: y antes de oirme, no oseis á proseguir tanto empeño, sino intentais vuestra ruina. Seb. Qué miro! Menc. Cielos, qué veo! Inig. Traydora, aun duran tus artes? Juan. Aun vo te consumió el fuego? Llevanlo. Ines. Era pintado, y no pudo

socarrar bien el pellejo. Tor. Era muy poco el pabilo. Ines. Pabilo? pabulo, necio.
Tor. Palulo, 6 como se llame; señor Don Muñigu, ciertu que su mercé, y Juan Zamarru, son lindus casamenteyrus. Fac. Qué intentas, muger? Crist. No mas que hacer á ese caballero una pregunta, que para que mejor la entienda, he hecho esta fabrica, en que pueda asistir yo a sus contentos. Intenta usted, señor mio, prosiguiendo en mi desprecio, dar á esa dama la mano? Seb. Y con un rendido obseguio todo el corazon con ella. Crist. Y sabes tu si yo quiero? Seb. Pues tu cómo has de impedirlo? Crist. El como será has de verlo no retratando el dictamen. Seb. De obedecerte tan lejos estoy, que ofrezco mi mano etra vez. Crist. Pues tan grosero, talso, tan vil, ingrato, trydor aleve, te encuentro, vique quedé yo sin ti, note consiga otro dueño. Senra, aqui no hay arbitrio, y asi en rance tal estro ho, buscad pues segundo esposo, porque este yo me le llevo. Hundese Don Sebastian. lenc. Qué desgracia! aul. Qué infortunio! nig. No se retarde el remedio de Don Sebastian, señores, que aun está aqui. Juan. Alli le veo. Fac. Ea, no nos detengamos, que estames perdiendo tiempo. Pol. Quien quiere, usted, que se meta con bocas de los infiernos! Estan al rodedor del escotillon como mi-

Ivan. Upa! tire, usté, que ya

Sacan un bulto en un talego.

segurito le tenemos.

Fac. Qué puede ser lo que miro? Pol. Que como hace tanto yelc, como á niño pecador, para abrigarle le ha envuel to. Ay amo de mis entrañas! Juan. Qué aguardamos ? desatemos, que se ha de ahogar si tardamos. Desatan, y se ve de cubielo ó matachin la chica de Francho. So Don Facundo, qué es esto! no veis, y qué demonito, á manera de muneco s Fac. Absorto estay! Pol. Este duende, si será de los trabiesos? Juan. Qué es esto, bruxa del diablo? Crist. Esto es enviar al festejoquien lo celebre, y si no, miradlo por los efectos. Chic. La casa del Cura se cayó, la mitad sí, la mitad no, la zamarrita, y el zamarron, quatro de plata dineros son. Canta, y bayla. Fac. Encanto á encanto se anade. Juan. Aqui no hay que tener miedo; quememos este diadlillo, y en ella nos veugaremos. Chic. Quemar! ahora sí, quemar! cochinos, belitres, puercos, y tu, Polillon, creias que no habia de llegar tiempo que en casa madas? ha, pero, vén aca. Dios te benga, Le toca. qué carita! qué pescuez! qué orejas! qué coram wis! anda que eres un camueso toma, para que te acuerde. y alcanzame, majadero. Dale un bofeton. Juan. Alcanzale. Chic. Como pueda, yo me daré por bien preso. Huye. Pol. Sí: mirale como corre, mas asi le pillaremos. Juan. No se escape. Paul. De mirar tanto asombro absorta quedo! Ines.

A falta de Hechiceros lo quieren ser los Gallegos,

Ines. No es nada lo que alli pasa! ha, tontos, qual los tenemos! Juan. Al quererle echar la mano. no le tropiezan los dedos. Pol. Ya no se puede escapar: mas qué demonios es esto? Vuela. Juan. Lievarselo Barrabás todo, y aun á mi con ello. Menc. Donde está mi esposo, infame? Crist. Aqui: mira si le quiero. pues colocarle he sabido á mi lado, desde el centro. Seb. Mencia, mi bien, señora, violento voy. Crist. Calla, fiero. Menc. Esposo, yo estoy sin vida! Inig. Ea, amigos, asaltemos la casa. Fac. No se respeten de muger los privilegios; y pues todo es aparente quanto oimos, quanto vemos, vencer sabrá sus engaños quien asaite mas resuelto. Tod. A ella, muera una traydora. Crist. Si apetaceis vuestro riesgo llegad. Iwan. Qué riesga, 6 que alforja ya w intamia puede hacernos. si es todo una chilindrina? Crist No obstante, por si os contengo, asaltad, que en mi defensa no hay mas que lo que estais viendo.

Transformase el balcon en castillo, su biendo unas aletitlas, y por abaxo, es bastidores, se presentan dos filas de Gra dederos con sable en mano, formandos na progeturas cebezas y birretinas. Es el castillo se demostrarán tiros

y Soldados. Fac Todo el valor se me ha helado! Juan. Ira de Dios para el perro. que vaya á jugar con ella! Ines. Ha, Toribio, pega fuego, y rociada de metralla sacudelos. Tor. Voy á eso: allá va; Seo Don Munigu. Pol. Tente, maldito gallego. Iñig. Infame, no he de dexar de buscarte. Crist. No te temo. Ines. Pegale fuego, Toribio. Tor. Seo Don Zamarru, que pego. Juan. Tente, maldigate Dios; que á Santa Marta me vuelvo, por no tratar con vosotros. Eac. Tanto el susto mi denuedo oprime, que hasta que calme, daros la mano suspendo. Paul. Como yo llegue á ser vuestra tranquilo estará mi pecho. Pol. Al fin no hay boda? Man. No es poco. Tod. Si despues de tanto enrede aqui acaba la Comedi, perde sus muchos yerros.

# FIN.

Con Acencia. BARCELONA, POR FRANCISCO SURIA Y BURGADA IMPRESOR,

A costas de la Compañia